## LA MAS ILUSTRE FREGONA

DE DON JOSEPH DE CAÑIZARES.

PERSONAS.

D. Tomás de Avendaño.
D. Diego, su padre.
D. Diego Enriquez.
D. Policarpo de Lara.
El Corregidor, su padre.

Pepin, Gracioso.
Soplamoco, Lacayo.
Un Mesonero.
Doña Clara, hija del Corregidor.

Inés, hija del Mesonero. Manuela, Griada. Constanza, Ortuño, Juana, y Ministros.

JORNADA PRIMERA. Sale Don Tomás Soldado galan, con botas y espuelas; Pepin, Gracioso, y Don Diego de Golillas. Tom. Otra vez me dad los brazos. Dieg Turbado, Don Tomás, quedo. Tom. De qué? Die. De ver que en Toledo, me déis tan tiernos abrazos: causame esta turbacion el rezelar algun daño, que Don Tomas de Avendaño no viene sin ocasion; decidme, qué ha sucedi do en Cordova? Vos Solda do, y en Toledo disfrazado? Grave el accidente ha sido, que os mueve. Tom. No temais tal, que el venir á donde os veo, es voluntario deseo, no ha sido forzoso mal, Dieg. Dár en la cuenta no puedo. Pep. Pues tú este enredo has causado que á Cordova has disparado un dardo desde Toledo. Dieg. Yo, Pepin, el cómo ignoro.

Tom. Decidme, quién causa ha sido del haberos detenido en esta ciudad, que adoro, y os daré razon tambien de mi venida. Dieg. Pues quiero contar mi historia primero, porque celebréis mi bien. Ya sabéis como salí de nuestra Patria á embarcarme, pues causa fue de mudarme; un Angel, que he visto aquí: antes de irme á Barcelona ver quise la Corte, y luego vine à Toledo, y el fuego me hirió, que á nadie perdonas entré en la Iglesia Mayor, y entre los dos Coros ví una Estrella, que es aqui hija del Corregidor: miréla, y quedé rendido, seguila, y quedé prendado, servila, y de mi cuidado me hallo bien correspondido; porque no solo es perfecta, sino muy preciada, en fin,

de manejar el Latin, culta, ingeniosa, y Poeta. Es su nombre Doña Clara de Lara, y viviéra utano, á no haber sido su hermano Don Policarpo de Lara, un hombre que estravagante, ridiculo, é impertinente, la zela tan tenazmente, que no habiendo quien le aguante en su extraña necedad, mata de honrado, y zeloso pues un necio malicioso es crueldad sobre crueldad: Este hombre con la manía de hijo del Corregidor, con amagos de Señor, y asomos de Señoria, es quien asombra, y a quien astutamente neutral, porque no me quiera mal, me esmero en tratarle bien; pero ya mi amor triunfó: una criada ha trazado dar remedio á mi cuidado, que quien porfió, venció. Para no dár con su hermano. y poder á Clara hablar, me he de venir à posar al Meson del Sevillano; porque una ventana tiene, que cae á la habitacion de Clara, y mi corazon desde ella hablarla previene; pero por disimular, humillar el trage quiero, pues hablando un Caballero, luego da que sospechar. Esto tengo concertado con Clara, esto me ha impedido á haber á Italia partido: mi padre vive engañade, pues con cartas le entretengo; si esto es, Don Tomas, error, capaz os haga el amor de la disculpa que tengo. Tom. Para conmigo, Don Diego. qualquier escusa es bastante:

si amais, tambien soy amante, y como vos estoy ciego. Yo: mas decidme primero, aquel retrato que á mi me enviasteis desde aqui, cuyo es? Dieg. Vuestro mal infiero: en una caxa os envié un retrato tan hermoso, que hace el mismo amor zeloso. Tom. Muy bien su belleza sé. Dieg. Es de una humilde muger, es de un Angel soberano, que al Meson del Sevillano con su presencia dá sér. No se halla en toda Castilla mas honesta, mas hermosa Doncella, es suprema Diosa, es octava maravilla; y sobre todo, no hay quien pueda decir con verdad, que habló con esta deidad, que á todos muestra desdén; por esto, y por su hermosura su retrato procuré, y á Córdova os lo envié. Pep. Digame usted por ventura, niña de tales primores. no es Fregona? Dieg. Claro está. Pep. Pues quién duda, que tendrá sus bastantes servidores? Dieg. No es Constanza de ese aliento, es mayor su vanidad; vuestra venida contad, amigo. Tom. Escuchad atento. Quando á Córdova dexasteis, Don Diego, y sin vos me vi mil tristezas me afligieron, cercaronme penas mil; pero alegróme despues la carta, que recibí en casa de vuestra mano; pues quando pensaba oir, que arabais con sesga quilla anchos campos de zafir, y que os recordaba al Alva dulce sonoro clarin, leo, que estais en Toledo, y que habeis visto á Madrid;

de D. Joseph Canizares.

y vi tambien, que en un naipe un humano Serafin me enviabais, para que viese un milagro, que hay aqui: abrí una caxa de plata, y un Angel en ella vi: en fin, del todo abrasado. tanta rienda al amor dí. que en busca de mi dolor. me fué forzoso partir: para engañar á mi padre, que no me hallaba fingi sin vos, y que mis tristezas daban á mi vida fin; tanto rogué, tanto dixe, tanto insté, tanto insistí, que vino á darme permiso, con que á buscaros sali: al fin, amigo Don Diego, por Constanza vine aqui, que ya sé que este es el nombre de mi amado Seráfin; de vos me vengo á valer. solo à vos he de acudir, pues lo que es amor sabeis, y su violencia sentis; amante sois, vos mi amigo, no os tengo mas que decir. Dieg. Historia es la vuestra rara; tanto un retrato ha podido? Tom. Cómo á vos os han rendido los versos de Doña Clara? Dieg. Mucho siento, que un dolor he de daros. Tom. Ya me aflixo. Dieg. Del Corregidor el hijo tiene à vuestra Dama amor. Tom. Qué decis? Dieg. Lo que es verdad. Pep. El tonto ha escegido bien. Dieg. Es de Constanza el desdén publico en esta Ciudad: pero este necio empeñado en galantearla atrevido, un tesoro la ha ofrecido, y mil musicas la ha dado. Siguela en saliendo á Misa; y la pasea la celle á caballo, con tal talle, que à todos provoca à risa;

mas dexandole morir, para no obligarse á dar. ni el oro quiere tomar, ni las musicas oir: y advertid, que en el Meson ella de servir no trata, y solo guarda la plata, que el huesped tiene opini on; en su retrete de dia en su labor ocupada está, solo acompañada de una moza, que se cria con ella, y es por ser hija del huesped que os he contado, muy pocos verla han logrado. Pep. Eso, Señor, no te aflixa;

no hubo quien pudo pintarla, y para pintarla verla? Dieg. No hay duda. Pep. Pues a emprenderla:

que camino habrá de hablarla.

Dieg. La forma mejor sería,
si fuese muy forastero
yo, fingirme un Caballero,
que á posar alli vénia,
y mis criados los dos;
pero ya soy conocido
en Toledo, y si he elegido
por disfraz del ciego Dios
el trage humillar, á efecto
de hablar á Clara, no sé
como ha de ser por mi fé.

Tom. Trocando la acción, respecto de que á mi jamás Toledo me vió, y me puedo fingir el que acaba de venir.

Pep. No logramos el enredo, que si te llega á notar Caballero entremetido, como de todos ha huido, de tí se ha de recatar: dame tu un vestido tuyo, seré el Caballero yó; Don Diego el disfraz logró; pues puedo ser, si lo arguyo, criado un poco mas alto, y tú mas baxo sirviente, y en viendola frente á frente,

La mas ilustre Fregona. embestirla por asalto: Dieg. No es Doña Clara bizarra? esta es famosa invencion. Thom. Garvo tiene. Hacense cortesias. Tom. Y alguno no ha de notar. Polic. Cortesia que cueste tanto el hablar de mogate, no tan baxa. con la moza del Meson? Clar. Pues cómo ha de ser? Dieg. No que si ella se interesa Pol. Sin quiebro, en guardarse, y le conviene que en la calle no se danza. verla á tu amor, que mas tiene Usted no sabe, que es, ser Fregona, ó ser Princesa? como quien no dice nada, Tom. Pues yo resuelvo, Don Diego, hija de un Corregidor lo que ha pensado Pepin. que será Marqués mañana? Dieg Asi logro yo mi fin. A un subdito no se le hacen Pep. Pues à disfrazarnos luego. cortesias de gallarda; Dieg. Tente, que sino me engaño, hay chasco mejor! Clar. Yo, hermano, es aquella Doña Clara, me constriniré. Juan. Ya escampa. que vuelve à casa de Misa. Pol. Juicio por amor de Dios, Tom. Aquella, á quien acompañan y de la Sabana, Santa. tres hombres? Dieg. Si, el que viene Dieg. Dios guarde á Vueseñoria. presumiendo de fantasma Polic. Don Diego, buenas mañanas. delante, es Don Policarpo. Dieg. Viendoes pasar, mi rendida su hermano: tanto la guarda, veneracion cortesana, que no la dexa ir á Misa, no quiso dexar de hacer aunque con criados vaya, lo que debe, por si es tanta menos que él vaya con ella. mi dicha, que permitais, Tom. Buen gusto tiene Constanza que os vaya sirviendo. Pol. Es vaya? en no admitirle, que él tiene se estima la cumplimienta. ridiculisima traza. Dieg. Ved, que mi atencion se agravia, Pep. Ni he visto mayor vision. si esto no le permitis. Dieg. Puesto que por aqui pasa, Pol. El hombre gasta fanfarria, estemos acia este lado; y puede ser su saliva por ver si consigo hablarla receta de sacar manchas. á ella ó á la criada. Don Diego, idos á comer, Pep. y Tom. Estemos. si teneis qué, à vuestra casa; Sale Don Policarpo delante, mirando que para hacer compañia, atrás, Doña Clara con el Vejete de braaunque suese de Corazas, zero, y Soplamoco, Lacayo, detras, miraná mi hermana, yo me sobro. do á un lado, y á otro y Juana. Clar. Yo os retribuyo la instancia. Pol. Tapese bien esa cara, Señor Don Diego. Dieg. Señora, Señora no vé que hay gente? solo esto es cumplir un alma es Aparador, o es Dama? con lo que debe. Pol. Qué es eso Clar, Cierto, hermano, que eres duro de alma, y cuerpo? Digo hermana, de condicion. Polic. Y usted blanda quien á vos os mete en de carona, hermana mia; cortesias de once varas? la muger, y la patata, Clar. La politica. la encubierta es la mejor. Pal. Está bien: Jurasela. Juana. Señora, Don Diego:: ya nos veremos en casa, Transcal Clar. Calla. Polic. Anda, Ortuño. señor Don Diego, á fufon. Ort. Voi, señor. Dieg. Guardeos Dios. Pol. de peñas baxas.

Clar. Cierto, hermano, que no hay quien te sufra, tu me amenazas, to purpureas mi semblante, y al coto excedes la raya; ya es mucha fraternidad. Pol. Y esotro mucha arrogancia; las mugeres como vos, mudas como las hurracas; vaya andando. Clar. Infeliz quien estultos ingenios trata. Pol. Este demonio de este hombre, siempre que salgo de casa, se halla delante de mí; si será cosa de Clara? Puede ser : no puede ser. Soplamoco. Sopl. Amo? Polic. Bestiaza, pudiste vér à Inesilla? Sopl. Hicela la zangamanga al paso, y ella á la seña respondió con cabezada, que te espera. Pol. Que me espera? Eso es decir, que me aguarda; pero ola, habrá en el Meson quien nos machaque la caspa; Rey mio? Sopl. No sabe Usia, que como á su lado vaya este responso de acero, vamos como en una caxa? Ignora quien soy? Pol. Silencio: ay adorada Constanza! Entranse. Clar. Di eso á Don Diego. Juan. Está bien. Polic. Luego que vacie esta carga, iré á ser en las hogueras de los ojos de tus llamas Salamandra con calzones, y Pelicano con barbas. Juan. Don Diego. Dieg. Qué hay? Juan. A la reja estará luego mi ama, que cae al patio interior del Meson; hallasteis traza para entrar ? D. Si, y alli espero luego. Juan. Pues que no haya falta. Tom. Qué hacemos, Don Diego?

Dieg. Amigo,

ya veis, segun la criada

me dixo, lo que me importa el ir á poner en planta nuestra entrada en el Meson. Tom. Cada instante que se tarda vér á mi bien, es mi gloria cadaver de mi esperanza. Dieg. Pues vamos á disponerlo. Pep. Ni Perico de Urdemalas se ha de comparar con migo. Dieg. El hermano de mi Clara qué os parece, Don Tomás? Tom. Que si quantos en Constanza compiten mi afecto, fueran cosa tan desengañada como es él, poco tuviera que temér mi confianza. Sale Constanza vestida humildemente con guardapies azul, jubon verde, e Inés de Moza, y el Mesonero. Mes. El Lugar está acabado, no hay un remedio, hijas mias. Const. Señor, por solos dos dias, que huespedes te han faltado, te afliges tanto? Inés. Quizás vendrán hoy, tened buen pecho. Mes. Ha! que gran falta me ha hecho la que entre buenos está! Tu madre digo, Inés mia, tal vez, que gente faltaba, yo no sé lo que rezaba, ó qué oraciones sabía, que á la menor oracion, and onis ( que era una Santa es constante) de huéspedes al instante se nos llenaba el Meson: no eres tú ni su figura. no eres tú ni su figura. Inés. No Señor, ni lo seré, porque el rezar que yo sé, no loune es como lo manda el Cura. Const. Ha! quién poderosa fuera! Mes. Para qué, Constanza mia! Const. Para sacarte algun dia de la humildad de tu esfera. No conviene este Meson, señor, ni este baxo oficio, con el supremo exercicio de mi altiva condicion;

La mas ilustre Fregona. há mal haya mi fortuna! que ya que me ha dedicado á ser tu hija, te ha dado, ó poca suerre, ó ninguna, para que ni aun esperanza logre la vanidad mia, de llenar su fantasia, Mes. No tomes pena Constanza, que si el Cielo no te ha dado los bienes que has discurrido, con los del alma ha suplido lo que al caudal te ha faltado: tu brio, tu honestidad, tu entereza, y tu hermosura, qualquier imperio asegura, rinde qualquier voluntad: 10do Toledo te adora. y hay Pintor, que ha hecho su trato de conseguir tu retrato, aunque el Sol el verte ignora; pues qué tienes mas que ser, si á tantas Damas prefieres, siendo no mas de lo que eres? Inés. Si fuera yo, que en barrer, y en fregar paso mi vida, pudiera estar descontenta; mas no sienta, quien se sienta á mamarse la comida, todo el dia estufillada, ó embebida en su labor. Consa. Bien dices, que es ciego error, sino he de remediar nada, anhelar lo que aperece mi afecto en humilde esfera. Mes. Há quien decirla pudiera, que es mas de lo que apetece! Mas si mi muger forjó equel endiablado enredo, de que noticioso quedo, callar no lo pague yo. Vén sacarémos la plata, Constanza, por si despues viene alguien. vase. Const. Ya vuelvo, Inés. Inés. Oyes, de despachar trata, irémos al corredor por la ropa, de aqui á un poco.

El Lacayo de aquel loco, hijo del Corregidor, hoy al pasar, qué querría con los gestos que en él ví? Salen D. Policarpo, y Soplamoco. Pol. Bien vas, cabeza, hasta aqui. Soplamoco. Sopl. Sindiria? Pol. Pues no hay rumor que se escuche, ahora, que entremos, encaxa, que esta es la divina caxa, este el soberano estuche de la dulce obstinacion, que ingratamente perfecta, me ha abierto como lanceta la vena del corazon. Sopl Logróla Vueseñoría. Pol. Una muger está allí; no es Inés? Inés. Quien anda ahí? Pol. No es casi nada: Înés mia? Inés. Señor? Pol. Donde está Constanza Inés. Adentro está recogida. Pol. Buena me tiene mi vida, bien me trata mi esperanza. Inés. Pues qué haces? Pol. Bella quietud para pasion tan mohina; pues no me tiene en la espina del amor su ingratitud? No paso noches, y dias llorando mi torpe estrella? No estoy haciendo por ella quatro mil majaderías? Pues qué quiere mas de mía lleno de plagas, y llagas? Inés. Sin que por ella las hagas, las sueles hacer por ti. Pol. Claro está; por mi, y por ella siento, gimo, y rabio ya: pero ella, Inés, aun se está en sus trece de doncella. Inés. En eso no hay que tratar. Pol. O no hay quien la de á entender, que se pierde esa muger, si no me sabe agradar? Inés. Es intratable. Pol Es cruel; pues no está en el garavato mi amor por falta de gato; no sino hagamonos miel?

Ines.

Ints. Ella viene. Pol. Limpia aqui, Soplamoco estoy turbado. Sopl. Vive Dios: Inés. Pues qué os ha dado? Pol. En viendola estoy sin mí. Sale Const. Inés, quien contigo está? Pol. Todo yo, ingratazo dueño. Const. Pues cómo á tan nuevo empeño se arroja? Pol. Dadole ha. Const. En mi casa Useñoría? Pol. Sufocome mi tormento, perdona este atrevimiento siquiera por groseria. Const. Idos, o me iré. Pol. Esta vez acoto, que te he de hablar en mi amor, y ha de quedar mi explicacion pez con pez. Const. Si os oigo, os iréis? Pol. Sin pena. Const. Pues decid. Pol. De esta se clava: en tomando yo la taba, Dios te la deparebuena. Constanza, yo me rendi á tu amor sin mas, ni mas, yo estoy hecho un Fierabras desde el punto que te vi: contemplando esta belleza ando medio embelesado. como si me hubieran dado un porrazo en la cabeza, ni es ficcion, ni es testimonio, mirando tu cara hermosa, siento en el alma una cosa á manera de Telonio: si duermo, es al estricote, en comer no hay que tratarme; y esto es que solía almorzarine cinco libras de gigote. Y preguntando al Doctor, qué será aquesta manía? me dice, que es simpatía, que acá en Christiano es amor. Remedio sin tí no le hallo, pues aplaca mi sentir; qué, me has de dexar morir. como si fuera un caballo? Eso, niña, no será; que si es constante mi fe,

querrasme tu, ya se vé quererte yo, claro está. De rodillas. Moverante a compasion, en tus crueldades internas, aquestas lágrimas tiernas, Levantase. retazos del corazon. Mas si ingrata tu malicia hace mi muerte, le quadre, Corregidor es mi Padre. burlate con la Justicia. De todo eres culpa tú, mira si vienes, o vas, duelete con Barrabas, ó admite con Bercebú, Const. Don Policarpo, Señor, hartas veces os he dicho, que olvideis ese capricho á quien dais nombre de amor. Yo soy, aunque pobre, honrada; y asi, no pudiendo ser vuestra esposa, es pretender cansarse, y no lograr nada: otrà accion no se propone á mi respeto. Pol. Ha tontilla; han visto la Fregoncilla, y qué tiesa se me pone? Sabes lo que ha respondido? Inés. Pues bien claro lo propala, ó marido, ó noramala. Pol. O noramala, ó marido? fuerte caso! Voces dent. Ha huesped, ha huesped, hay posada? Dent. Mes. Y para ciento, si es menester. Dent. Dieg. Pues descienda. seo Longinos. Dent. Mes. Seo Gaiferos, paciencia, pesie à su alma-Uno. Dale, Tomás. Otro. Deten, Pedro, esa mula. Dentro ruido de campanillos. Uno. Harre, mohina. Todos. Só, rucia de los infiernos. Const. Ay de mi! huéspedes vienen, y es fuerza entrando acá adentro, de mi decoro en agravio,

La mas ilusere Fregona.

que os vean. Pol. San Nicodemus! mas que llevo que contar. Sopl. Vive Dios, que es malo esto. Const. Inés, dispon tu el echarlos, que yo en mi quarto me encierro, porque no me hablen aquí. Inés. No es malo dexarme el quarto aquesta Pol. Querida Inés, ya tú sabes lo que pierdo si me vén en estos pasos, echame de aqui. Inés. No puedo hasta estar el portal solo, Pol. Pues muger de los infiernos, qué intentas? Inés Venid al patio, que allí discurro esconderes en una caballeriza, hasta que esté todo quieto, y podais luego salir. Pol. Yo en caballeriza, Cielos? Sopl. Alon. Pol. Yo en caballeriza? Há tirano amor! Tú has puesto al pesebre de mis ansias este miserable trueco de hacer jumento un amante; mas qué amante no es jumento? Entranse, y sale Pepin vestido de gala, Don Diego de criado, y Don Tomas de mozo de mulas galan, y el Mesonero. Dieg. Don Sancho de Bracamonte es su nombre, es Caballero de gran gar vo. Mes. Bien lo dice su gravedad, y su aspecto. Sale D. Tom. Donde se pone el ganado, compadre? Mes. Ya iré yo luego á enseñaros. Pep. Huesped, huesped. Meson. Señor. Pep. Venid, y ajustemos

la cuenta, que al mismo instante se os dará vuestro dinero. Meson. Cuentas, senor, y no habeis puesto los pies en el suelo en mi Meson, como dicen? Pep. Sois un grande majadero, un idiota, un cochinor venid acá, pobrete, necio, no sabéis, que desde el dia

que la xicara me dieron del maldito chocolate, que me hizo perder el seso, no puede haber donde estoy mas hombres que los que tengo conmigo, ni mas mugeres, que las que sepa primero que son fieles, porque á manos de una tengo de ser muerto? Meson. Yo, Senor, no sabía eso. Pep. Pues desde ahora saberlo, y que la cuenta que os pido es la que puede valeros, todo el meson ocupado, como si estuviese lleno, que no quiero que entre un alma en él, y pagaros quiero quanto pudieseis ganar. Mes. Virgen de Gracia, qué es esto? El cielo me viene á ver con este hombre. Tom. Aceptad luego, Huesped, que hablais con un hombre, que tiene millon, y medio de hacienda, y el mas bizarro,

que ha entrado en todo Toledo Mes. Es Indiano? Tom. Es del Brasil: si vierais cómo me ha puesto s en el camino de pollas, de perdices, y conejos, os pasmariais, y en andando media legua mas, de peso me hacía dar un real de á ocho.

Mes. Gracias al Autor inmenso, que tal animo le dió.

Tom. Solamente lo que os ruego es, que dexeis que se entere de quanta gente haya dentro de casa, porque padece de frenesi, desde el cuento que os ha contado, y es fuerza que se asegure, sabiendo, que no hay gente de malicia; que luego ni un Recoleto es como él; porque antes huye de las mugeres, creyendo que le han de matar. Mes. Si està con tal susto, es para menos?

Pep.

Pep. Huesped, qué gente teneis de familia? Mes. Señor, tengo dos hijas, llamada Inés la una, y la otra en extremo recatada, y recogida, llamada Constanza. Pep. Presto hacerlas salir aqui. Mes Señor, que advirtais os ruego... Pep. Yo quiero saber si tienen cara de darme un veneno. Mes. Veneno? Jesus mil veces! Pep. O salen, ó nos volvemos. Mes. Esperad, que voy por ellas: son unas almas del Cielo, y veneno habian de daros? vase. Dieg. El Huesped se vá aturdiendo. Iom. Majadero, no descubran tus locuras el enredo; y pues hasta ahora vamos bien con nuestro fingimiento, poco á poco. Dieg. Uste me dexe á mí, que yo bien me entiendo: hasta ahora en el primer paso se ha errado algo? Dieg. No por cierto. Tom. O, que feliz un amante su bien espera contento! Dieg. Luego en la rexa del patio iré à ver si à Clara veo. Pep. Y yo del Meson la moza, que la acoto desde luego Salen el Mesonero, Constanza, é Inês. Mes. Venid. Const Pudieron salir? Inés Allá en el patio los dexo. Const. Pues luego iré à echarlos yo, mientras tu estás divirtiendo à mi padre. Mes. Estas son, señor mis hijas. Pep Ha mozo, ha Pedro, tú que eres Mathematico, y me anunciabas los tiempos caminando, te parece, que puedo tener recelo de que esta nina me mate? Tom. Mucho hay que decir en eso: Cielos, mintió su retrato.

que es mil veces mas perfecto su original, que el que pudo dibujar el pensamiento. Pep. Os habeis pasmado, bruto? Tom. Digo, señor, que bien creo, que à valerse esa hermosura de los harpones severos de sus ojos, á ninguno dexára vivo su incendio; mas no has de temer tal muerte. Pep. Por qué no? Aprieta camueso. Tom. Porque, qué mas vanidad puede conseguir muriendo, pues si por ellos suspira, cobrára vida por ellos? Mes. Ola lo que el mozo sabe. Const. Estilo tan lisongero no es de mozo de camino. Pep Periquillo es muy discreto, fue estudiante antes de entrar al oficio de mancebo de calésa. Mes. Oiga el demonio: y tu qué dices de esto? Const. Que en peligro que es fingido, tambien será falso el riesgo. Iom. Faiso el rie go? Const. Quién lo duda? Pues negandoos el supuesto, de que mis ojos sean armas para tales vencimientos, el susto se desvanece. Iom. Bien puede arguirse à eso. Const Que? Tom Que de vuestras victoson bronces los escarmientos. Const No solic te su ruína quien conociere mi genio. Tom. Bueno es mandar, que en mi mano tenga yo el poder del Cielo, Const Qué poder? Tom. El de la estrella, que inclinandome à un objeto, á mi, sin mi... Pep. Paso chito, ay tal bu la de argumentos! Estamos en Aicala? Tom. Señor ... Pep. Vaya á echar el pienso al ginido, y no se me ande en coluros, y reflexo: Huesped, vengase conmigo, que yo ya estoy satisficho de de él, y toda su familia, y sepa, que desde hoy quiero mucho á Constanza su hija, que es parecida en estremo á mi muger Doña Elena, que en Nicaragua la dexo con dos millones de hacienda: Don Blás éntre en mi aposento á descalzarme: á la Inés he de embestir en pudiendo, que no es del todo ingrataza.

Mes. Venid. vase. Pep. Bello regodéo es ser amo aunque de burlas.

Tom. No me celebras, Don Diego, mi fortuna? Dieg. Ojaka sea tan dichoso mi suceso,

Inés No, vienes? Const. No que me quedo á lo que te dixe. Inés Andallo. vase.

Const. Con garvo, y entendimiento ha hablado el mozo de mulas; y ahora que caigo en ello, el que viene de criado, yo imagino que en Toledo Caballero le he visto: no sé qué presumo de esto, si fuera... mas qué me paro? Salir del lance primero es forzoso, en que me ponen los necisimos estremos de Don Policarpo; este es ent. y sale. el patio; y pues ya están dentro los huespedes de sus quartos, bien, sin ser visto, este necio podrá salir, que sin darle ni una esperanza á un empeño tan nuevo en mi, me reduce. Don Policarpo?

Entra, y sale, y se descubre una rexa alta y una puerta á un lado, y saca la cabeza D. Policarpo llena de pajas y telarañas, y Soplamoco de trás de él.

Pol. Mi dueño, constancisima Constanza, te parece que ya puedo desencaballerizarme? Const. Ya no hay quien alcance á veros:
idos. Pol. Y antes que me vaya,
en mi amor: Sop. Mas que volvemos
otra vez á tragar pulgas.
Const. El Mozo del Huesped nuevo
viene, escondeos otra vez.
Pol. Vive Christo...
Sop. Dicho, y hecho.
entranse.
Sale Don Tom. Hermosisima Constanza,
ya que me permite el Cielo
esta ocasion en que pueda
continuar aquel concepto

de antes... Pol. Soplamoco, oigamos. Sop. Oigamos, y no llevemos. Tom. Permite à las finas ansias de un corazon encubierto en este grosero trage, que te exprese sus afectos. Pol. Ola, la enamora el mozo? Sop. Una vez. Pol. Despacio, zelos. Tom. No solo muerto à tus ojos puede quedar un deseo,

que solo á tus ojos vive.

Pol. Qué es esto de vivo, y muerto?

Sop. Requebrarla.

Pol Iras, quedito. Tom. Pero:::

Const. Parad el acento:

Mozo de mulas, ó idalgo,
caminante, ó caballero,
(por si oye Don Policarpo,
atajarle es lo mas cuerdo)
que si el trage que decis
os disfraza al vano intento
de vencer un imposible,
solo podré responderos,

que del viento es la esperanza, que solo estriva en el viento. vanse. Tom. Oye, espera vase.

Pol. Tomate esa, como le puso aquel cuerpo: burlense con la Fregona.

Sop. Si se tarda, por san peco, que hay batina. Pol. Señor mio, ahora de salir tratemos, y no andemos en geringas, ya que nos dexan; pero mira, que no esté alguien en azecho ap.

5

de Don Joseph Canizares.

à aquella rexa de casa, que cae á este patio, y luego tenga fiesta con mi padre. Sop. Hasta las cejas me envuelvo. Pol. A Dios, concha de la perla: que adoro, Meson, ó centro de la imagen, que::: Sop. Ay, señor, vuelta. Pol. A donde? Sop. Al aposento de los burros, que otro huesped sale acá Pol. Qué vá que vengo á quedarme por las costas animal hecho, y derecho? Sop. Entra. entrase. Sal. D. Dieg. Ya que está el Méson recogido y en silencio,

y este es el patio á que cae la rexa, segun entiendo, de Clara, haré alguna seña por si sale : cé.

Juana á la rexa, Juan. Don Diego? Eres tú? Dieg. Yo soy, Juana. Pol. Ha muchacho, que es aquello? Sop. Aquello es porque es otro. Juan. Esperate aí, que entro á llamar á mi señora: entrase.

Dieg. Logrose mi pensamiento; qué felice amante soy!

Pol. Por Dios que la rexa abrieron de casa. Sop. Y salió Juana á hablar con ese estafermo desde ella, Pol. Qué es lo que dices? mira mozo que me has muerto;

ay, honor, que te deguellas! Sop. Señor, salgo, y le atravieso? Pol. No, Soplamoco, á este baxo el rejalgar apurémos:

calla, y oye.

Clara á la rexa, y Juana. Clar. Cé. Dieg. Divina sinrazon de mi tormento, era hora ya que lograsen

mis reverentes obsequios el bien de veros, y hablaros? Clar. No sabreis á quan funestos

familiares sustos traigo

mi amante connato expuesto el rato, que al insensible paréntesis de estos yerros me constituyo. Pol. No es Clara? Sop. Clara, y aun clara de huevo.

Pol. Y aquel no es D. Dieguillo de allá de marras marruecos?

Sop. El mismo. Pol. Ay tal desvergüenza: Pues para encajarse el puerco á cuñado, era preciso anegarme à cumplimientos?

Sop. Ha señor, le despilfarro? Pol. Tente diablo, que aun no es tiempo.

Dieg. Cómo he de hallar ocasion de que nos comuniquemos despacio? Clar. La ineptitud de mi pariente fraterno, es tan grande::: Pol. Usted me honrra: esto mas tras esto menos?

Clar. Que mientras á su zelosa fantasía no burlemos,

no obstará nuestro cariño. Pol. Yo te obstaré con un leño, dexate estár. Dieg. Pues bus cando forma para que entre dentro de vuestra casa, no es facil hablarnos despacio, y vérnos?

Pol. Eso claro está Sop. No sé. Clar. Juana, vé descendiendo el breve rasgo de lino.

Pol. Un papel le echa. Sop. Le pesco? Pol. No, que aqui estoy yo; pues si le pillo, un testigo adquiero, que desengañe á mi padre.

Saca la mano Don Policarpo, y coge el papel.

Clar. Ese batido fragmento de mi escribanía os dirá, lo que expresaros no debo in voce. Dieg. Venga.

Pol. No venga.

pues yo soy el que le tengo. Sale del aposento, y Soplamoco. Clar. Ay, Juana, que es mi hermano quien tomó el papell

Juana. Cerrémos, pues la hemos hecho cerrada.

cierran.

Dieg

La mas ilustre Fregona.

Dieg. Hombre atrevido, y resuelto (finxo que no le conozco) ap. que en casa agena encubierto vienes à darme la muerte? Dame el papel, ó este acero sabrá cobrarle. Pol. Conmigo no se entienden esos fieros; sacudele, Soplamoco. Dieg. Ha cobarde! pues tu aliento de otra espada necesita. Voces dent. Acia alli suena el estruéndo. Pol. Pues para qué traigo yo Lacayo, carnes de perro, sino es por guardar las mias? Tira bien, hijo Tod. Qué es esto? Salen' el Corregidor, dos Ministros, Don Tomas, el Mesonero Pepin, é Inés. Min. 1. Tengase al Corregidor. Pol. Mi padre: Embozo, y á ellos. Cor. Entrando acaso en mi casa (como está pared enmedio) el ruido de las espadas me trae aqui; no sabremos quien alborota el Meson? Dieg. Ya barajado el suceso, para que no me conozcan, huir elixo, que otro medio de cobrar habrá el papel. vase. Pep. Cómo estando un Caballero, como yo, en esta posada; se tiene este atrevimiento? Cor. Qué Caballero sois vos? Mes. Señor, un grande sugeto Don Sancho de Bracamonte.

Cor. Huelgome de conoceros,

Pep. Y lo demás es pequeño?

Terrible sospecha, Cielos!

contra los que desatentos,

Cor. Y pues todo esto resulta

que el apellido es bien grande.

Tom. Hombre oculto en el Meson?

preguntando yo que ha sido,

sabed quien es ese hombre. a pasin

Pol. No es mas que un retazo vuestro.

Tom. Qué miro? Cor. Hijo Policarpo,

cubren el rostro de miedo,

Cor. Qué dices? Pol. Que por los vientos hecho cohete de barilla voló con mil y quinientos demonios. Cor. Pues qué ha pasado? Pol. Ay, señor, que hay mucho cuento! Clara::- Cor. Habla baxo. Pol. Clarilla es; pero aqui te lo llevo, ello cantarà, salgamos. Cor. Vamos, y disimulemos. Huesped, yo averignaré muy por menor este exceso; y si en vos resulta culpa, yo pondré remedia en ello. Mes. Mas que me hacen una pena. Pep. Estando yo de por medio, no temais. vas. Tom. O quanto llevo que discurrir, en que amante de mi Constanza este necio oculto esté en el Meson! Mas si el lance con Don Diego ha sido, quiza su hermana será el motivo; iré cuerdo á adquirirlo, y quiera amor que no encuentre con mis zelos. IORNADA SEGUNDA. Sale Doña Clara, y Manuela. Clar. Habiendo padre, y hermano con furia tan inaudita condenado á noche quanto resquicio en la casa habia, cómo está franco el divorcio de la calle? Man. La familia, con el gran calor la puerta abre, asi que sale el dia; mas tu, cómo has madrugado tanto? Clar Con una fatiga, quien descansa? Hiciste el trueque del papel? Man Pues à qué iba, fantasma de media noche amagando de estantigua, sino à salir con la nuestra? Vés aquí el que tu escribías á Don Diego. Clar. A qué pavor,

qué haces aqui? Pol. Del suceso

con mi hermana he de valerme

bueno está tu honor, y el mio.

para disculparme: bueno,

mi

de Don Joseph Canizares.

mi Manuela te expondría e! nocturno latrocinio!

Man. Ya sabes, que nuestra dicha fué, que ayer noche no viese tu padre el papel. Char. Sus lineas le negó mi necio hermano, encareciendo precisa la antelacion de su exâmen, y que hoy en presencia mia la trasladaría á su diestra; y esto de varias visitas, el cumulo corresano á no inculcarle los insta;

Man. Pues viendo las dos pendientes de un hilo nuestras dos vidas, si una vez el papel viesen, la tregua, nuestras fatigas aprovechó de la noche; y entre tanto que dormia Don Policarpo, á ronquidos partiendo las bobedillas de su quarto, entré quedito, y sacando su ropilla, le quité el papel de ayer, y puse en la parte misma en que estaba, el que me distes.

t lar. Yo he de fallecer de risa en viendo logrado el trueque.

Man. Cómo? Clar. Como el que mentida supersticion transparente, de trasnochada malicia, le he laconizado yo: habla con esa vecina del Meson, esa Constanza, á quien postra su imperita fineza; yo sabré hacer de forma, famula mia,

que le retrogue la flecha.

Man. De eso ultimo de la quinta,
de la pera, y del farol,
no he entendido ni una pizca:
no te he pedido, señora,
que dexes la algaravia
el rato que hablas conmigo?

Tlar. Eso dices, mi continua,
quando quiero vo enseñarte

quando quiero yo enseñarte unas diez octavas rithmas. que desvelada esta noche resudó mi fantasía de la mente á la atezada ventilacion de la tinta, fingiendo al Don Diego mio, allá en la selva Ericina, pastora amante, y llorando, pastora yo, la injusticia de la suerte, en que Policrio, que es anagrama precisa del nombre de Policarpo nos anochezca las dichas?

Escucha, que están juiciosas.

Man Señora, en toda mi vida,
sino es que sean de colchones,
he sabido que son rimas;
mas vaya. Clar. Este hiperbatin are,
es un pasmo, asi principia:

Cauto pastor, que del disfraz visorme: Sale Pepin, y Don Diego con casaquilla corta amusca, y coleto de disfraz.

Pep. A mucho te determinas.

Dieg. Haciendome Don Tomas,
el gusso de que me asistas,
y entrando à saber de Clara
como el lance se termina,
que quedó pendiente ayer,
demasiada cobardía
fuera, hablando que está franca
la puerta, pues con el dia
la hace abrir el gran calor,
no ver si encuentro por dicha
á Manuela; mas qué veo!

Pep. En esta sala vecina
está ella, y su ama. Clar. Quién
estos cubiculos pisa
tan osadamente? Dieg. Yo,
discreta, amable, divina,
adorada Clara hermosa;
pues no era razon, que á vista
de la desgracia de ayer,
en que te dexé. á las iras
de padre, y hermano expuesta,
volviese mi bizarría,
y mi fineza, la espalda
á tu afecto, y mi coricia:
Qué ha habido de noche acá?

Clar.

La mas ilustre Fregona.

Ctar. No á todos tanto se fia:
quién es el que te acompaña?
Dieg. Es persona conocida:
el señor Don Sancho de
Bracamonte, de mi misma
posada huesped, y amigo
mio. Clar. El silencioso enigma
de nuestra simulacion
esas prendas necesita.

Pep. Todas las que yo obtubiese, trépidamente palpitan enebrados catequismos de piropos, y de aurigas, á vista de la mayor musa, que vió en sus orillas el agnipotente Tajo. En gerigonza meguinga?

Emboquese ese buñuelo. ap. Clar. Don Diego, qué bien se explica! Dieg. Sabe mucho, habrá muger ap.

que tenga estas fantasías? Clar. Solo yo le entenderé,

y eso porque soy latina. Pep. Y usted, Reyna? Man. Qué hay, mi Rey?

Dieg. Sacame de esta fatiga: qué hubo anoche?

Clar. Hubo en los rostros sañudas alevosías, sellar con hierro los pinos de las fenestras antiguas; pero hubo una grande suerte.

Dieg. Harto es que yo tenga dicha, Clar. No vieron luego el misivo, y ha logrado mi malicia trocarlo con otro, con que

trocarlo con otro, con que vuela ya desvanecida la evidente convencion.

Dieg. Permiteme que te pida, por tal noticia, los brazos en amorosas albricias.

Vá á abrazarla, y se retira.
Clar. Jesus! Don Diego, pues quándo
proposicion tan indigna
habeis propalado al viento?
Vos, señor (estoy corrida)
mi bulto, sin que primero

la Iglesia nos lo permita?
no es posible. Dieg. Que conozca
yo la intratable manía
de esta muger, afectando
quanto habla, y quanto imagina,
y no obstante la idolatre!
Pep. Con que no hay forma, chiquilla

Man Si tiene usted en la posada á mi Inés, que es tan linda, para qué es esa conmigo?

Pep. Bien sabes tú, que no frisa con tu zapato.

Dent. Cor. Há muchacha! Man. Valgame Santa Lucía! Mi amo es este.

Dent. Pol. Há verderon. anda vé, y dile á Dominga, que si en Asturias se dá de almorzar al medio dia?

Sale Sopl. Jesus! Tal comer! Ya van tres almuerzos hoy.

Sale, y se vuelve á entrar. Pep. San Dimas!

Pep. San Dimas!

nos vió el lacayo.

Dieg. No os vió M

Dieg. No os vió. Man. No es posible.

Clar. Con la prisa que lleva, no ha

que lleva, no ha reparado:
idos, no en la claustra mia
os vea mi padre, y mi hermano.
Pep. Qué vá que esta vez nos pringan.

Dieg. Mira que si á algun peligro quedas expuesta, es indigna proposicion que me vaya.

Man. Ay! que tu hermano á la misma puerta de su quarto está, y desde alli lo registra

todo! Imposible es que salgan. Clar. Es verdad. Pep. Bella noticia! Man. Que se escondan por ahora

en esta sala vacía, que está fuera del comercio, hasta que la escapadiza puedan hacer. Clar. Dice bien, que ocasion habrá en que sirva quizá este caso. Dieg. Amor á quánto tu imperio obliga!

Pep. Vámos con dos mil demonios.

Clar.

Clar. Yo me extraño: Manolica, hasta luego. Sale Soplamoco con una xicara de chocolate en un plato, y se entra.

Sop. Quiera Dios, que no se vierta una pizca que habrá dos horas

de gritos. vase. Sal. Cor. Manuela, y Don Policarpo?

Man. Vistiendose está. Cor. No hay vida como la suya: un cuidado, que tanto nos martiriza, no le hiciera levantar media hora antes que otros dias; parece cosa imposible, segun proceden distintas nuestras costumbres, que tenga mi sangre este necio.

Man. Chispas. Dieg. Lo oyes?

Pep. Todo se apercibe. Sale Policarpo tomando á grandes sorbos el chocolate, y teniendole el plato Soplamoco delante, y sale en chinelas encarnadas, calzones, y jubon.

Pol. Con aquesta chilindrina te vienes, bestia, no habiendo tomado, mas que dos libras de adobado, y una fuente de torreznos, y salchichas?

Sop Dixome la cocinera, que no habia mas. Pol. Es mentira, que mi Padre dexó á noche un plato de alvondiguillas; mas qué hemos de hacer? Paciencia, y sorber, hermanas tripas.

Sop. Tu padre está aquí. Cor. Es posible, Don Policarpo, que á vista del grave empeño de honor, que nuestros pechos fatiga,

con tal sosiego te trates? Pol. Es una gran picardia::-Cor. Qual? Pol La de tener zurrapas, xicara que se me sirva;

pero dexando esto aparte, ahora vá la enfurecida: ha buena alhaja! Man. Señor.

Pol. Entra, x á esa hermana iniqua

dí, que salga á juicio. Cor. Espera, no es mejor ver, que nos diga el papel, antes que venga...

Pol. Eso se querrá la niña, para meterlo á barato con sus simolocosias; anda, borracha, que tú tienes en esta pamplina tambien tu como se llama.

Sale Clar. En vano en conducir instas. colérico hermano injusto, la docil paciencia mia al paternal documento.

Pol. Miren la mogigatica si hace la gata ensogada.

Clar. Que yo con fausta alegria vengo á investigar el cargo, que á mi innocencia fabrícas.

Pep. Aquí ha de haber lance. Dieg. Atiende. Cor. Vén acá, tirana hija, cómo tu::- Pol. Señor, quedito, que si tu sus picardias no sabes, de qué te sirven todas esas fantasías?

Dexa que yo la haga el cargo. Cor. Dices bien, y hay de su vida, si contra mi honor resulta alguna sospecha indigna!

Pol. Indecentísima hermana, Garamanta, ó Anglodíta, á qué saliste ayer tarde á esa mediana rexilla, que cae al Meson? Clar. Buscando à un hombre, que en él habia. Pol. Lo oye usted? Cor. Pasa adelante.

Pol. Hago bien, en que ni á Misa salga sin mí? Cor. No te pares.

Pol. Y despues que le decias ciertas cositas á ese hombre en esa lengua maldita. que tu sabes, no le echastes un papel? Clar. Fuera una impía desercion de la verdad

negar accion, que es tan fixa. Cor. Pues á qué fin, dime aleve, ambas cosas encaminas?

Clar. El papel lo indicará.

Pol.

Pol. Ahora ya estás cogida: qué coces ha de llevarme, porque me haga cortesias el trasto del Don Dieguillo! Este es el papel, aprisa leele, señor. Cor. Temblando los ojos pongo en sus lineas.

Lee "Constanza, si has presumido, "por vérte de alguien servida, , que mi hermano Policarpo, ,aunque à tu amor se dedica, "puede ser esposo tuyo:.- " Oué es eso? Pol. Mira no diga · Don Diego. Cor No, que aqui dice Policarpo. Pol. Y mas arriba?

Cor. Constanza.

Pol. Y no Clara? Cor No. Pol Jesus! Esta es brujería. Clar. Prosigne, que no lo es.

Lee el Cer. "Te engañas si lo imaginas "y pues la desigualdad , en ambos es tan distinta, "trata de no darle entrada, antes (pues mi honor peligra) "para que ponga la enmienda "de esto, a mi padre diga.

Pol. Las doncellas y las viñas á poder de guardas duran, porque si no las vendemian.

Dieg. Qué necedad! Pep. Es gran bestia.

Pol. Maldito sea el papel, y la hechicera m Idita, que anda aquí. lar. No, aleve hermano, tan osadamente finxas. Señor, yo supe, que Clicie de la beldad peregrina de Constanza, esa mitad de mi sangre, pretendia mezclar la nuestra á la suya de nupcial lazo atrahida,

v con un papel queriendo enmendar tanta ignominia, la rexa habité, de solo

mi noble zelo movida. Pol Qué zelo, ni qué demonio. Clar Hice la señ i indecisa

á un famulo, que en el patio

hallé, y dixo, que asistía à Don Sincho Bracamonte.

Pol. Voto a Christo, que es mentira, que era::- Cear. No anules mi acento;

à ese le ascendí esa cifra. porque la diese à Constanza. Cor. Hay maldad mas exquisita!

Clar. Si alli la obtuvo mi hermano, interrog le, qué hacía en el meson? Pol Yo; si, estaba, quando... mal haya mi vida, y mi alma, y li de mi padre, y de toda mi familia, si no miente en quanto dice.

Clar. Ya que indocil te encaprichas, aumentando los testigos, quedará fortalecida

mi probanza: Señor Don Sancho? Sale Pep Señora? Clar. Pues os tenia retirado en esa quadra al fin, que hoy os participa, la crisis de este suceso,

mi padre de vos consiga el último desengaño.

Pol Ya escampa, y llueven volinas. Pep. Quinto os ha dicho, señor, Deña Clara, vuestra hija, es tan verdad', que no puede, aunque lo contrifio afirma, negarlo Don Policarpo.

Pol. Cómo que no? Vive cribas.

Cor. Calla, villano.

Pep. Connigo os traico para que os sirva de testigo mi criado: vén acá, para quién iba el papel? Dieg. Para Constanza, me le hechó de la rexilla la señora Doña Clara.

Pol. Es posible que no miras que es este. . Cor. A tanta evidencia, qué embuste nuevo maquinas? Señor Don Sincho, yo siento, que obre tan inadvertida Clara, que os ocupe en casos, que tener rie go podian, á no caer en quien soit.

Clar.

de Don Joseph. Canizares.

Clar. Si otra defensa no habia, cómo yo... Cor. Calla, ignorante que ha sido mucha osadía entrar en casa estos hombres, y solo se justifica no tener otra disculpa; pues yá esto aquí se termina, dexad que os vaya sirviendo. Pep. No ha de ser. Cor. Deuda es precisa. Pep. Quedaréme. Cor. Dios os guarde. Pep. Mamola su Señoría: qué bien se ha dispuesto el lance! Dieg. Discreta es Clara. Pep. Es divina. Clar. Y ahora, qué dices, señor? Cor. Que yo de ti no creia 1911) cosa, que fuese incapaz de la sangre que te anima; pues aunque por mí eres buena, por tu madre eres, Clarica, aunque no la conociste, algo mas que tu imaginas; ... anda allá dentro. Clar. Si haré; pero advierte, que en justicia... me has de dár satisfaccion. Pol. De quién? Clar. De tus villanias, pues obras tu las maldades, y á mí me las adjudicas. Pol. Qué patada! Man. Aunque sirviendo, soy muger muy conocida, y infamarme de alcahueta, si lo supiera mi tia; no estuviera yo aqui un hora. In was. Pol. Si, porque te llevaria in line an Cor. Es posible,.. Pol. Ya predicas? Cor. Que un hombre... Pol. Vá de sermon? Cor. De tu sangre...Pol. Hay cedulillas? Cor. A un Meson ... Pol. Andallo, Palas. Cor. Entre... Pol. No me hagas harina los sesos; no digo yo, o que es todo una retahila de embustes? Cor. Pues Clara? 2008 Pol. Miente. Cor Y el papel? Pol. Es brujería. Cor. Y los indicios? Pol. Son droga. Cor. Y Don Sancho? Pol. Alicantina. Cor. Y su criado?

Pol Es emboque. Cor. Y Manuela? Pol. Es una Arpía. Cor. Y mis ojos? Pol. Están gueros. Cor. Todos mientem? Pol. Como hay viñas. Cor. Pues mientras pongo remedio, iré á llorar mis desdichas, yá que, hijo, de un accidente naciste á ser mi homicida desde tu primero instante. 199 va Pol. El será viejo potrilla 31 m in el hijo del accidente, su corazon, y sus tripas, was y peor tengo de hacerlo: con la traza discurrida he de robar la Fregona, y es fuerza que á Inés escriba: Há Soplamoco? Sop. Señor. Pol. Vén á darme la golilla. vanse Sale Constanza, é Inés. Inés Con que el mozo de mulas disfrazado es Don Tomas, mancebo enamorado, en casa para hablarre introducido? Const. Si, Ines, todo en su amor cautela para poder vencerme; (ha sido yá he llegado en mi amor á resolverme: Don Tomas generoso se firma en esta cedula mi esposo, si la mano me ha dado, y sus padres, y parria ha declarado, y por solo quererme, la company á este húmilde meson vino á traherme la ventura que aguardo, una necia seré si me acobardo. Esto es lo que me mueve á permitir que Don Tomas me lleve á Cordova su Patria, á desposarse conmigo. Inés Pues por qué si ha de hano se casa en Toledo? Const. Porque obra en eso con prudente aqui soy conocida, y de necios amantes perseguida, de moza de meson acreditada, que todo á su intencion no ayuda nada, y se puede encubrir en otra parte. Inés Pues ye, Constanza, pienso acom-pañarte; yo quedarme sin ti? Ni media hora,

La mas ilustre Fregona.

y allá, en siendo señora, tu cuidarás de mí, que soy tu hermana. Const. Mucho conmigo tu fineza gana, conmigo irás, y Don Tomas atento, te buscará un famoso casamiento. Inés Casamiento, y famoso? Digo, que es Angel Don Tomás tu es-Sale Tom. Feliz quien el nombre ha oído; mas en su amor deseado, de su fé solicitado, y de su dicha adquirido: Tu, Inés, de esa voz has sido el admirable instrumento, premiar mi ventura intento: toma este hermoso diamante, que aunque precioso, y brillante, no iguala con ese acento. Const. Mal conviene Don Tomas, que celebres ser mi esposo, y ayer airado, y zeloso jurastes no verme mas. Tom. Y de eso quexas me dás? Const. Porque no, si es menosprecio de mi ser, juzgar que aprecio á un hombre que tanto ignora. Tom. Ay, mi hien, que pues te adora, es discretísimo necio! Const. Pues si he de sufrir de vos pensamientos temerarios, tibias ansias, juicios varios, ya no hay nada entre los dos, bien podeis iros con Dios. Tom. Qué dices, Constanza mia? Pues quando mi amor venia á decirte, que esta noche, apenas el rubio coche, volvios su carrera acabe el dia, segun todo está dispuesto, podremos irnos, mi bien, encuentro en tí ese desdén? Qué es esto, esposa? qué es esto? Qué Astro irritado, y funesto contra mi dicha procede? chat sup Inés, tu por mi intercede; gra es

di, que mi muerte es precisa

lo que entre amantes sucede ? in ov

si me desprecia. Ines No es risa

Aron alous ar a : 11

que le perdones te pido. Iom. Mirame á tus pies rendido. Const. Porque tu me lo has mandado podré ceder de mi enfado. Tom. Y en desquite de la pena no anhelaré à la cadena. Const De qué? Tom. De tus dulces lazos. Inés Por qué no? Dale los brazos. Sale Don Diego, y Pepin. Pep. Sea muy en hora buena. Const. Ay, que me ha visto Don Sanchol Tom. Constanza mia, no temas, que no es Don Sancho el que miras, ni Don Blas ese que piensas. Pep. Que te has descubierto yá? Tom. Si, Pepin. Pep. Pues zapateta. Dieg. Don Tomás, qué novedad de tal regocijo es esta? Tom. Haber, amigo Don Diego, tenido piedad mi estrella de la verdad de mis ansias, del ansia de mis finezas; y pues no es razon, que nada te encubra, Constanza bella, en abono de que soy quien te dixe, estratagema de mi amor ha sido el vario disfráz en que nos encuentras; este es, Pepin, mi criado. Pep. Para quanto se le ofrezca á mi nueva ama á quien beso el rebés de la soleta, en señal de que desde hoy le he de jurar la obediencia por mi dueño natural. Tom. Y el que á la mayor empresa de mi vida fiel amigo me acompaña, y me fomenta, el señor Don Diego Enriquez es de la mayor nobleza de Cordova. Dieg. Y quien desde hoy reconociendoos por prenda de mi amigo Don Tomás, la mano, Constanza, os besa. Const. Inés, qué me dices de esto? Iués Que no he oido tal novela

Ea, hermana, esto está acabado,

en mi vida. Const. Mira tu si puede tanta evidencia mentir. Inés Qué es mentir? La infame que ni una hora aquí estuviera: vamos á Cordova al punto.

Pep. Mira Inés, ya es de otra essera vuesarced, ya no me atrevo, ni á un dengue. Inés Pepin, paciencia, que no somos todos unos.

Pep. Claro está. Tom. Y para que veas por qué estraño medio el Cielo me induxo á que te quisiera, mira en esta hermosa copia de beldad. Al paño el Huesped.

Dent. Mes. Desde la Iglesia vengo encomendando á Dios el alma de la coneja mi esposa, que por dexarme con sus industrias mi hacienda, sabe el Cielo si cargaron dos mil demonios con ella.

Tom. Esta es la divina imagen, á quien en gustosa ofrenda un corazon... mas qué es eso! Const. Cayóseme. Sale el Huesped.

Mes. Y no á muy buena ocasion, que yo he de vér, qué imagen, Pedro, te enseña de tan grande devocion.

Pep. Dió todo el secreto en tierra.

Const. Av infelice de mi!

Const. Ay infelice de mi!

Tom. No la mires, tente, espera. (cho;

Mes. Por qué no? Pep. Buena la han hepero remediarlo es fuerza:

por qué no quereis que vea nuestro Huesped el retrato de mi muger Doña Elena?

Tom. Señor... Pep. Andad, picaron; Huesped, no es muy linda hembra? Verla despacio, que bien es para vista. Mes. Sospechas, un retrato es de Constanza.

Pep. No es lastima que sea tuerta?

Mes. Tuerta, señor? Pep. No lo veis
pintado á la biscorneta
un ójo? Pues á no ser

eso, en el mundo como ella hubiera otra Dama. Mes. O tengo cataratas, ó derecha está toda esta pintura.

Pep. Pluguiese à Dios que asi fuera; digo Don Blás. Dieg. Mi señor lleva un Potosi de hacienda gastado en solo curarla la vista. Mes. En cosa tan bella, qué lastima es tal defecto! Pero por mas que se estriega, tal cosa no se percibe.

Tom. Sois ciego? Pep. Ya tituvea; ap. pero Huesped, aunque son las narices mas abiertas, los ojos mas aguileños, y mas arcas las orejas, no se dá un aire a Constanza grandísimo? Mes. Esa es mi tema: si, ella es. Const. Ay, señor, no hagais á vuestra esposa esa ofensa de compararla conmigo!

Pep. No me seais pataratera, que ya sabeis que sois linda. Huesped, no se os acuerda que os dixe, que era Constanza parecida á Doña Elena muchisimo? Mes. El mismo dia que vinisteis, por mas señas.

Pep. Pues yo hice á Pedro mi mozo, que el retrato lo tragera á Constanza, porque viese lo que hace naturaleza; y porque tiene demás seis cabellos en las cejas, dicen las dos que es muy otro.

Mes. Las tontas, qué saben ellas?
Yo vengo ahora del Sagrario
de rezar, darme licencia
de que vaya á colgar el
Rosario á la cabezera
de la cama. Pep. A Dios, santico,
y cuidado con las cuentas,
que las rezadas absuelven,
mas las escritas condenan.

Mes. Yo, señor, juego muy limpio, aun del todo no sosiega

2

. La mas ilustre Fregona.

mi escrupulo; nu Pedro, mozo de mulas, que siempre almuerza chocolate, y al establo en todo el dia no entra. Un señor chabacano que siempre se cuchuchéa, se guarda, y se disimula, y añadirse á estas sospechas un retrato de Constanza, y hallar debaxo la mesa de su quarto sobre escritos de cartas, que no concuerdan con ninguno de sus nombres, y los guardo con cautela por lo que puede venir; ya son muchas evidencias. Yo averiguaré la maula, y esta noche la escopeta he de limpiar, y cargar, que bueno es estár alerta. Const. De extraño susto salimos. Tom. Ya la obscura noche empieza á tender el negro manto, que el Sol entorchó de estrellas: qué resuelves, dueño mio? Const. Hacer la ultima fineza por tí, pues con la palabra de que á mi honor no te atrevas, hasta cumplir la que ofreces, A seguirte estoy dispuesta.

Tom. Destruyame el Cielo amen, si un punto de tu obediencia saliere mi amor : Pepin. Pep. Señor. Tom. Que vayas es fuerza

á conducir tres caballos, que has de dexar en la Vega, nocib en un sitio senalado, para que à avisarme vuelvas despues al salir los tres. Pep. Y es esto esta noche mesma? Tom Claro está. Pep. Toca á marchar; pero si el Meson se cierra antes que de los caballos yo con la noticia vuelva, .... qué seña he de hacer? Tom. Nosotros estarémos à la puerta: lleva una pistola mia,

disparala, que á esa seña saldrémos todos al punto.... Dicg. Ya que mi afecto no pueda, Don Tomás, acompañarte en la mas ardua interpresa de tu amor hasta la patria. por lo menos en defensa tuya, hasta dexarte en salvo, segura la espalda llevas; y á no ser por Doña Clara, que es quien estar me sujeta en Toledo, sabe amor con qué gusto te siguiera mi amistad. Tom. Dame los brazos, que en todo la sangre vuestra. mostrais. Inés Digo, Constanza, no hemos de llevar maleta? Const. No., Inés, que no ha de decir de mi padre la miseria, que obré indignamente, solo aquella arquita pequeña, que con tal anhelo guarda, diciendome, que está en ella mouro à mi fortuna, he de robarle, que no he de ser yo tan necia, que mi fortuna me dexe, si lo que dice es de veras. Inés. Esa le dexó mi madre por lo mejor de su herencia, partir y de pillarla me encargo. Pep. Ande la marimorena. Dieg. Vamonos à prevenir. vanse. Const. Hado injusto: Iom. Aleve estrella: Const. En mi honor: Tom. En mi cariño: Const En tu arbitrio:- Tom. En tu influen-Los dos. Haz que se logre mi dicha, (cia:pues te le dexo à ju cuenta. Vanse, y salenlos Ministros de Justicia, el Vejete con linterna, el Corregidor, Don Policarpo con capote, y Soplamoco con capa azul, o verde, y debaxo encubierta una escalera. Cor. Qué nos queda que rondar? Min. 1. Nos queda el hombre de palo, qué está aquel barrio muy malo. Cor. Vamos. Pol. Sarandiyo andad: ya se empieza á disponer

10

lo que mi discurso traza.

Min. 2. Señor, fuerza es por la plaza
pasar de Zocodover,
que alli el manquillo quedó
en azecho del Gitano.

Cor. Eso es primero Arellano,
guia allá. Vej. Con eso no
pasamos junto al Convento
de Gracia, y hoy la criada,

Min. 1. Boló el amancebamiento. H. Pol. Buena gente. Cor. Qué haces tú? te quedas, ó vienes, hijo?

Pol. Entrarme à cener enjo,
(Lacayo de Bercebú, anothempo,
donde caminas); que no intento
seguir en su procession, ava e estados
à manera de sayon, acque ma as a
el paso del prendimiento.

Cor. Pues entrate, y no seas loco, á acompañar á tu hermana. v. la Ron,

Pol La del papel, y ventana no se la comerá el coco; fueronse, si, yasse fueron: el mas imposible punto, el mas furibundo caso, que en los tiempos de Noé emprendieron los Romanos; qué me traes para este abance prevenido? Sop. Cien mil trastos: Primeramente un martillo, unas tenazas, seis clavos, una piqueta, un escoplo, y una escala. Pol. Aqui te llamo: todos esos son peltrechos de tarquinada y de asalto.

Cor. Pues qué hemos de hacer con ellos? Pol. Ya lo irás viendo, borracho;

hombre de golpe, y porrazo
oye, animal, que he de hacerte
mi consejero de estado.
Ya sabes que á ese demonio
de esa Constanza idolatro,
hecho un mismo Lucifer,
segun estoy abrasado

desde el higado al cogote, y desde el talon al bazo, hecho un bausan, y un tontillo, ha quatro meses, y un año que como mula parada, me hace buscar el bocado de este cariño, vertiendo barreños de espumarajos. Yo estoy medio moribundo; pues digo, señor, es barro, que porque una mesonera, señora de buelo baxo, se esté zeño sobre zeño, se le vaya à uno acab indo la vida, que es lo de menos, y lo mas un Mayorazgo, que vale un año con otro mas de catorce ducados? No señor, ojo al remedio. yo vengo determinado á robarla toda entera, aunque le falte un pedazo; para eso por el balcon, con esa escala he pensado subir en estando todos recogidos en el barrio. y con esos instrumentos la ventana abrir, pues quando oigan los golpes, haciendo la noche obscura, ni el diablo podra distinguir á tiento donde suenan los golpazos! pon la escala. Sop. Plegue à Dios::-Pol. Yá refunfuñas, Lacayo?

Sop Siendo determinacion::Pol. Qué dices bestia? Sop. Qué ahí callo:
ya tienes la escala puesta.
Pol. Vive Dios, que vá cerrando

la noche, que es un contento, y el ruido de los alanos, el temor de los ladrones, y andar en aquestos pasos, me tienen que sé yo cómo.

Sop. Qué haya querido mi Amo meterse en este embolismo! Vive Dios que estoy temblando. Pol, Si permiten los demonios, que saben mas que los diablos, que esté la escala en falsete, y yo ruede con trabajo, habrémos quedado frescos: Soplamoco, no has hechado tambien la cuerda? Sop. Tambien.

Pol. Pues atame por un cabo, tendrás firme por esotro, por si de la escala caigo.

Sop. Ya está fuerte, vé seguro.

Pol. Hijo, por todos los Santos,
por un solo Dios que mires,
que está mi vida en tu mano:
ten fuerte Sop. Sube y no temas.

Pol. En nombre de amor abanzo; una, dos, tres.

Inés echa una espuerta de ceniza. Inés. Agua vá. Pol. San Anselmo! (ca. Sop. San Hilario! P. No es sino ceniza, puer-Sop. Ay, señor, que me han cegado! Pol. Este es el mementihomo,

antes del Miercoles Santo.

Sop. De que eres mortal te acuerdas:
señor, mira que este caso
es un raro baticinio.

Pol. Pues ni por esas desmayo, aunque lluevan mas agueros, que cabezas de muchacos.

Sale el Huesped á la ventana con la

escopeta.

Sop. Tiro? Pol. Tira.
Mes. Pues no hay forma
de salir con saca trapos
el taco, que es de papel,
asi saldrá.

Asoma el Mesonero á la ventana con la escopeta, que disparandola, suelta Soplamoco á Don Policarpo, que caerá enredado en la cuerda, y la escala, y abren la puerta Don Tomás, Don Diego, Constanza, é Inés, que llevauna arquita pequeña.

Pol. Verbum caro,
que me han muerto.
Sop. Fué á tí el tiro?
Pol. Yo no lo sé. Sop. Siéntes algo?
Pol. Y mucho, que me he desecho

las narices del zarpazo. Sop. Vamos::- Pol. Estoy envuelto en la escala, y enredado. Sop. Valgame Dios! Sale D. T. Pues Pepia disparó, porque salgamos; no hagamos ruido. Const. Mi padre queda durmiendo? Inés. Ahora baxo de vaciar un esporton de ceniza, y encerrado queda en su aposento. Pol. Acabas? Sop. Hay cien mil nudos echados. Tom. Este es Pepin; ha Pepin? Habla con Don Policarpo. Pol. Qué pepino, ó que Canario? otro demonio tenemos? Tom. Yá llevo el bien, que idolatro conmigo; ya vá Constanza á ser mi esposa, y no aguardo mas, que saber donde dexas en la Vega los caballos. Pol. Constanza se vá con otro? Dieg. No despachas? Dieg. & Inés. Qué esperamos! Tom. A que nos guie Pepin. Pol. No soy Pepin, ladronazos: soltad á Constanza, aqui favor: Soplamoco. Sop. Mi amo? Pol. Matame toda esa gente, Const. é Inés. Ay, que este es D. Policare anda aprisa. Tom. Lance fiero! Don Diego, de vos mé valgo, estorvad que no nos sigan,

anda aprisa. Tom. Lance fiero!
Don Diego, de vos me valgo,
estotvad que no nos sigan,
hasta que esté puesta en salvo
Constanza. vase. Pol. Que se la llevan;
aqui de Dios. Dieg. Sella el labio,
sino quiere que este acero
le haga en un punto pedazos.
Pol. Pues demonio, no te basta

Pol. Pues demonio, no te basta robarme la que idolatro; sino es que quieres pegarme? Sale Pep. Don Diego?

Dieg. Que hay? Pep. Ya he encontrado á mi amo; que te retires con silencio, y con recato dice. Dieg. Vamos; por mirar que es un simple, no le mato. vans

Pol. H2 perros, que me cogéis

CO-

como dicen, maniatado! volved, y dadme la muerte. Sop. Señor, no te aflixas tanto. Pol. Como que no? si se llevan el Idolo que idolatro, la Diosa por quien me ahogo, y la deidad por quien rabio, justicia de Dios, justicia, que hacen un asesinato de amor, no menos que con un hijo, que es mas que hermano de un Corregidor. Sale la Ronda. Cor. Aprisa, que aqui las voces sonaron: D. Policarpo? Pol. Ay, señor, que ya no soy Policarpo. Cor. Hijo? Pol. Qué ya no soy hijo. Vej. Amo? Pol. Que ya no soy amo. Tod. Qué ha sido esto? Pol. Aquesto ha sido:: Tod. Qué? Pol. Que se la llevaron. Cor. A quién? Pol. A la pobrecita. Cor. No te entiendo. Pol. Pues bien claro lo digo; quitenme ustedes estas travas, que me ha echado mi desdicha. Cor. Con cordeles ceñido, y pendiente el cabo de una escala en el balcon de este Meson? ha villano estas son traiciones tuyas. Pol. Que no, Padre, vamos claros, no es eso. Cor. Pues dí, qué ha sido? Pol. Señor que se la han llevado. Cor. Hijo, tu has perdido el juicio. Soplamoco sabes algo de este caso? Sop. Si señor; Dentro el Mesoneros Mes. Virgen del Sagrario, que no hay justicia en Toledo. que mis hijas me han robado, y se han llevado mi hacienda. Vej. Adentro suena otro llanto. Cor. Valgame Dios! esta noche es un abismo este barrio. Sale el Mes. Ha señor Corregidor? Cor. Qué tiene Huesped honrado?

Mes. Justicia, que hay mucho male

aquel maldito Don Sancho de Bracamonte, y los que le estaban acompañando, me han robado á mis dos hijas. y un escritorito baxo, en que estaba un gran tesoro, que por su mejor lega do, me dexó la esposa mia, Cor. Constanza la del recato, la honesta, y la recogida, ha hecho error tan temerario? Pol. Señor no decia yo bien? Cor. En qué? Pol. En que se la llevaron. Cor. Ha mucho? Sop. Ahora se han ido. Mes. No puede haber mucho espacio, que salieron. Cor. Pues que haceis? Id al momento á buscarlos. Tod. Toda la Ciudad veremos. Mes. Sí señor, que es mucho el daño, que es Constanza mas que piensan. Pol Yo he de quedar insensato de esta hecha. Cor. No presumis donde puede este Don Sancho ir á parar? Mes. Ellos son de Cordova Cor. Consultado en ese Corregimiento estoy, y palabra, y mano os doy, de que si le logro, le he de poner en un palo. Venid, por sino han salido, y logramos alcanzarlos. Mes. A Dios esperanzas mias. Pol. No siento el verme ultrajado de mi suerte, de mis zelos, hecho el corazon andrajos, de mi bien desposeido, de mi dueño separado, llorar ausencias desvios, pesares, ansias, trabajos, fatigas, desasosiegos, tormentos y sobresaltos; siento solo::- Sop. Qué señor? Pol. Siento el que se la llevaron. JORNADA TERCERA. Salen el Corregidor, el Huesped, el Vejete, y los Ministros. Cor. No dirás que mi palabra

no

La mas ilustre Fregona.

no cumplo. Mes. Ninguno puede ereer, que su Señoria no obre generalmente.

Cor. Ya no tienes que temer, ya Corregidor me tienes en Cordova, y aun Marqués, que premiando heroicamente su Magestad mis servicios, un título me concede, pero que sea Don Sancho, Don Tomas, de qué lo infieres?

Mes. Qué mas indicio, señor, que el que dan estos papeles, sobre-escritos de sus cartas, en que Don Tomás se lee de Avendaño, y á Don Diego Enriquez, que en su retrete

los pillé? Cor. En el de Don Sancho? Mes. Si Señor. Cor. Pues ya no hay, Hues-

que dudar en ello, siendo
Don Tomás el delinqüente;
asi que halle á Constanza,
en un Convento se encierre;
pues á la desigualdad
de que á casarse no lleguen;
principalmente se junta
la de que tratado tiene
con mi hija Clara Don Diego,
porque Don Thomás se aquiete,
su casamiento, en que aunque ella
se resiste tenazmente,
convengo yo muy gustoso,
pues en riquezas me excede,
y en sangre me iguala, y voy
á ganar de qualquier sperre;

á ganar de qualquier suerte;
y asi, Huesped, és forzoso
tener paciencia. Mes. No es ese
el caso, que como á mi
con dinero me contenten,

en meter Monja à Constanza harán, señor, lindamente: el acabarlo con ella

es el cuento Cor. Pues qué quiere, ser de un caballero esposa?

Mes. Quizá, señor, lo merece mas que otra. Cor. Porqué motivo? Mes. Yo me entiendo, y Dios me entiende. Cor. No le estará muy bien esto:
es esto como tenerme
á mi hijo Don Policarpo
del modo que me le tienen
las memorias de Constanza
casi rendido á la muerte.

Mes. Dexárala, que ella nunca le rogó que la quisiese.

Cor. No sea necio; y pues es fuerza, que á cumplir en algo empieze con mi oficio, á mi me avisan de Sevilla, que ha dos meses, que en el Meson de la Luna dos hombres, y dos mugeres llegaron muy respetosos con disfraces diferentes, y que hoy de Sevilla salen para Cordova; y pues á este parage, en que á aquesta Quinta, que está del camino en frente, han de arribar, aqui pienso divertido en el alegre recreo de esta alameda, aguardarlos Mes. Si ellos fuesen, qué presto su Señoria creyera lo que no cree en quanto à lo que es Constanza.

Cor. Ya te he oido muchas veces, de de que con mi fimilia agregado, y con mis gentes has venido de Toledo, habler misteriosamente de esameza; y mas valiera, que la verdad me dixeses, si hay algo que remediar.

Vej. Qué este ladron alcabinete tenga con mi amo esta entreda! Min. 1. Los trastos la logran siempre. Mes. Señor, he de hablar claro?

Cor Porqué no? Mes Pues que nos de todos. Cor. Andad, y repartios en parages convenientes; y en viniendo caminantes

avisadme Min. 2. Ande pobrete. Vej. Quedo con eso que tengo mas puas, que treinta peines.

Mes: Pues digo primeramente,

que Constanza, aunque es mi hija, no es mi hija como se cree; y asi no me se dá un punto, que la tomen, ó la dexen; por Inés siento, señor, que es mia (segun refiere mi muger, que esté en el Cielo). la injuria que me sucede.

Cor. Con que no es tu hija Constanza? Que yo jamás consiguiese verla. Mes. Es historia muy rara.

Cor. Cuentala. Mes. Quién descubriese la arquilla! Que no se yo. de las cien cosas las veinte; pero no obstante, desbucho, y venza lo que venciere Veinte y dos años habrá, que habitando yo en la fértil Sierra Morena, en la Venta, que llamaban de la Sierpe, un dia quen-

Sale el Vej. Señor. Cor. Qué hay? Vej. Dos hombres, y dos mugeres vienen por aquel camino . de Ecija Cor. Sin duda tuercen la senda, para mayor disimulo; ahora, Huesped, será fuerza, que dexemos vuestra noticia pendiente hasta mejor ocasion:::

vamos, llama tu la gente. Salen Don Tomas, y Constanza, Inés, y Pepin de camino.

Tom. Amoroso dueño mio, como estás? Cómo te sientes? Te has recobrado, dexando el caballo? Const. No parece sino es que con dos puñales me' penetran ambas sienes del acidente penoso, que en el corazon me hiere: Ây de mi! Inés. Jaqueca es esa: que en sabiendo que la quiere, no haya muger que á su amante no le crucifique à dengues!

Tom. La agitacion del caballo, en quien delicadamente

no está enseñada, bien mio, motiva lo que padeces. Pepin. Pep. Señor. Tom. Entra y mira si en esa Quinta de enfrente hay donde descansar pueda mi esposa. Pep. Tremendo dengue! Por Dios, que un enamorado, vase. á quantos maneja muele.

Const. Que tu tomes pesadumbre, es lo que mi pecho siente, que esto, Don Thomas, no es nada.

Tom. Qué poco duran los bienes! pues despues que de Toledo salimos, solos dos meses, habiendo estado en Sevilla, por tantear en mis parientes como toman este caso, quando ya en ella convienen, (no quiero decir, que injustos mi padre, y hermanos quieren, abominando mi intento, que la burle, y que la dexe) quando voy (vuelvo á decir) contento, ufano y alegre á lograr, siendo tu esposo, la dicha mas eminente, ese dolor, por ser tuyo, basta á turbar mis placeres: estás mejor? Const. Cada instante es su fuerza mas vehemente; y quando en el respetoso. cariño, que me mantienes, tan repetidas finezas no le alivian, juzgar puedes, que no es corto mi dolor.

Sale Pep. Los de la Quinta te ofrecen su quarto con sumo gusto. Tom. Pidote que en elle entres á echarte un rato: tu, Inés,

asistela afablemente; mas si es tu hermana, qué tengo que decirte? exceso es este de mi cariño, perdona.

Inés. Perdonado está el que quiere: ven, hermana. Const. Ya tu sabes, que hasta que mi esposo fueses me has dado palabra, y mano,

ap.

de

La mas ilustre Fregona

de no entrar donde estuviese vanse.

Pep. Ya se entraron. Tom. Ay, Pepin!
nos oye alguien? Pep. Solamente

los arboles de este Soto.

Tom. Pues deshagase la nieve de mi silencio, y brotando llamas bolcan tan ardiente, de mi pecho, mis suspiros la region del aire infesten.

Pep. Señor, pues qué pesadumbre

á tanto extremo te mueve?

Tom. Ay, Pepin, mi aleve padre, y mis injustos parientes á mi Constanza amenazan, y en mi intencion no convienen! En esta carta me escribe mi padre, que ya me tiene casado en Cordova. Pep. Ya digo, hay quien voluntades fuerze? Si tu quieres á Constanza, qué hará tu padre? Tom. Valerse de medio contra su vida, para darme á mi la muerte: ya sabes su condicion.

Pep. Ya sé que mil Luciferes
no se le igualan. Tom. Pues yo
por dár tiempo á que me dexen
casar (que una vez casado,
será lo que yo quisiere)
en esta carta le escribo,
que prometo obedecerle,
dexando á Constanza, en quien
es diversion solamente
mi amor; mas porque te canso,
si vér ambas pliegos puedes?

si vér ambos pliegos puedes?
Al paño el Corregidor, y Ministros, y el
Huesped.

Cor. Pues no eran aquellos los que:- mas tened, que hay gente aqui. Mes. Ay, señor, ellos son!

Cor. Es verdad; si las especies recorro aquel es D. Sancho; mas como tan solo viene?

Mes. Si habrá dexado las mozas en Sevilla? Min. 1. Con prenderle se sabrá donde están ellas. (puedo

Cor. Llegad quedo. Tom. Te parece que

Min. 1. Daos á prision. Tom. Qué es esto?

Pep. Jesus mil veces!
Tom. Mirad, arroja esas cartas.

Cor. Al que una voz sola diere, pasenle el pecho dos valas.

Tom. Aunque me dieran mil muertes, villanos::- Cor. Qué se resiste?

Tom. Es imposible, que dexe expuesto à mi bien Cor. Tapadle la boca. Tom. Ha pese à mi suerte!

Que yo, si.... Tod. Vaya el vergante.

Cor. Señor Don Tomás: - Pep. S. Lesmes!
yo Don Tomás? Cor. Si el criado
vuestro temerariamente
á la Justicia se opone,
el que vuestra sangre tiene,
distintamente ha de obrar.

Pep. Señores, suplico á ustedes::

Cor. No temais. Mes. Señor Don Sancho fingido, si no me vuelve mis hijas, ya lo verá.

Pep. Aqui del Meson el Huesped! qué es esto? Cor. Venid, que todo se dispondrá buenamente.

Pep. Como á mi no me hagan mal, llevenme donde quisieren; buenas quedan las dos Ninfas; mas quien en esto me mete?

Cor. Que lleguen el coche. Mes. A fe, que ya hemos pillado el poze.

Vanse y salen Inés, y Constanza.

Const. Vamos. Inés. Tan aprisa de tu dolor convaleces?

Const. Alguna cosa aliviada; cómo puedo estár ausente de Don Tomás? Mas qué miro!

Inés Ni él, ni Pepin parecen por aqui. Const. Mira si acaso en los laberyntos verdes de esos álamos están á la sombra, no receles

tan aprisa, corazon.

Inés. Ay, Constanza, qué evidente sospecha! Const. Qual? Inés Los caballos faltan de aquellos cypreses donde quedaron atados.

Const.

Const. Qué es lo que decirme quieres con eso? Ay de mi infelice! Inés. Que los hombres son infieles, y plegue á Dios ::- Const. No prosigas, . mienten tus discursos, mienten, si:- mas qué cartas son estas? Inés. Si es que dexarte previene algun papel? Lee Const.,, Este dice: "Hijo, no el linage afrentes " de tu esolarecida sangre "con la indignidad que emprendes: "He sabido, que en Toledo "con lances de amor diviertes "tu juventud; yo te tengo " casado en Cordova, vente ,, antes que tome otro medio "de reducirte y traerte: "Don Diego Ruiz de Avendaño. Inés. Y ahora qué dices? Const. Ha pese á mi dolor que su Padre casarle con otra emprende, y él á mí me lo ha ocultado Inés. Ah fuego de Dios los tueste, quáles son todos! Const. Escucha, que esta respuesta parece de Don Tomás: ,, Padre mio, "yo he de obedeceros siempre; "si á Toledo me ha traido " un capricho, solamente ,, ha sido una diversion: "no temas, que injusto mezcle

"acepto, y luego que quede
"libre de cierto embarazo,
"iré à lograr tantos bienes:
"Don Tomás Ruiz de Avendaño.

Inés. Di ahora, que miento mil veces.

Const. No diré tal, porque quiero,
que en el dolor inclemente,
que sufro en las reprimidas
lagrimas, que al centro vuelven,
y en los ayes, que no exhalo,
una novedad se estreno
en el teatro del Mundo,
que es ver que hay hombre, que ofende

", villana sangre al heroico

"blason de mis altiveces:

"el casamiento propuesto

á una muger, y hay muger varonil, que no se quexe. No dexaron las maletas en la Quinta? Inés. Cabalmente. Const. Vestidos de hombre hay en ella? Inés. Claro está: mas qué resuelves? Const. A quien infamó mi honor, dár, Inés, violenta muerte. Inés. Y eres tú quien no se quexa? Const. Fuego de Dios en quien cree los hombres, y sus engaños; entra, que el tiempo se pirde. vanse. Salen por un lado Policarpo, y por otro Doña Clara muy pensativa, y dice la Musica. Mus. Aprended, flores de mí

lo que vá de ayer á hoy,
que ayer maravilla fui,
y hoy sombra mia no soy.

Cl.1r Efimeras pululentas,
que al trepidar de las fuentes
debéis en vidas lucientes
los oroscopos fragantes;
si habeis procedido amantes,
y os hallais como me ví,
si hay flor de Don Diego aqui,
exaudidme en su presencia,
y á lacrimar en su ausencia.

Ella y Mus. Aprended flores de mí, &c.
Pol. Amorosa pasion mia

que alimentas por mi mal aqueste duende infernal, que vive en mi fantasía; sabete, que ayer vivia por Constanza, hoy muerto estoy, que ayer era, y hoy no soy, ayer un tras, y hoy un tris, hay es un grano de anis.

El y Mus. Lo que vá de ayer á hoy.

Clar. Den Diego, si anhelo flores, metaphoras vegetables, finezas broto insondables al vergel de sus amores: rosa imperando en verdores,

pompa, y esperanza ya, D 2

Semi-Diosa de rubí

fuí ayer; pero si hoy perdí

La mas ilustre Fregona.

qué prudente sor dirá: Ella y Music. Que ayer maravilla fui? Pol. Potencias, alma, y sentidos: piernas, brazos, pechos, pies, ayer daba á aquella, que es lo que Dios fuere servido: si en nada quedo admitido, cómo mil gritos no doy? Solo en esto vengo y voy: cómo quieren que esté bueno, si ayer era cuerpo ageno::-Ely Mus. Y hoy sombra mia no soy? Clar. En pena, que es tan insana::-Pol. En dolor, que es tan tirano::-Clar. Solo es medio... mas mi hermano::-Pol. Solo hay forma... mas mi hermana::-Clar. Policarpo? Pol. Constantica? Que diga, Clarica, digo. Clar. Equivocate conmigo si tu mal se mundifica: sigue á tus tropos las huellas no me admira el entendellos. Pol. Es, que estaba en mis aquellos consultando unas aquellas; perdoname, Clara: ay Dios! Clar. Cómo estás de tu cuidado? Pol. Aun estoy atolondrado, siete, cinco, quatro, dos. Clar. Hermano. Pol. Tente por Christo. Clar. Qué haceis? (ó aleves manías!) Pol. Hago cuenta de los dias, que aquella ingrata no he visto, diez antes, treinta despues! Clar. Policarpo, que te ha dado? Pol, Ha perra, que la has pisado. Clar. A quien? Pol. Mal hayan tus pies; no vés á Constanza echada en ese catre de flores, y Zagales y Pastores la estan dando una ensalada de rosas y tulipanes, y al compás de dos clarines la danzan seis matachines vestidos de sacristanes? Vén bailando junto á mi; mas ay, que se vá; oye un poco, Constanza. Clar. Esto es estár loco.

Pol. Derente, espera : ay de mil Clar Ola. Denase caer en una silla, llama Clara, y sale Soplamoco y Manuela. Sop. y Man. Qué mandas? Clar. Postrado á un parentesis funesto está mi hermano. Sop. y Man Qué es esseñor? Pol. Que se la han llevado. Sop. Ahora volvemos á eso? Clar. Fiero accidente! Pol. Ha muchacho, traheme un poco de Contstanza que beber, que me atraganto. Sop. Agua dirás. Pol. Eso digo. Salen el Corregidor, Don Thomas, Pepin, el Mesonero, el Vejete, y Ministros. Cor. Señor D. Tomas, á hidalgos como vos, solo mi casa es carcel, que yo señalo: ya estais en ella, y en ella no temais ningun agravio. Pep. Mucho lo que os debo estimo: señores, esto es encanto? Yo Don Tomás? Tom. Disimula, ya que no nos dexa el hado otra senda de que pueda volver á poner en salvo á Constanza. Pep. Y mis costillas no pagarán este engaño? Cor. Entrad : mas qué es esto Clara? Clar. Este es un extraordinario mental exceso, de aquellos que sabes, que Policarpo padece estos dias. Mes. Aun tiene esa tema el mentecato? Cor. Hijo? Pol. Padre? Cor. Estás mejor? Pol. Ay, señor, que estoy muy malo! Cor. Los dos os estad con él: Clara, sabete, que traigo por mi huesped al señor Don Thomás Ruiz de Avendaño: (este ha de ser tu marido, ap. el que te tengo tratado dias ha, recibele afable). Clar. Mi padre se cansa en vano; pero señor, qué me dices de Don Tomás, si es D. Sancho este, el que habitó en Toledo

el meson del Sevillano?

Cor.

Cor. Era Don Sancho fingido, ya es Don Tomás declarado. Clar. Sancho, Tomás, no lo entiendo. Vos seais muy bien arribado à esta vuestra habitacion. Tom. Respondela cortesano. Pep. Ya sé por donde claudica; si donde esperé naufragios hallo puerto, cómo puedo no estar al riesgo obligado, que en traherme à vuestros pies me conduce á solio tanto? Cor. No dirás que no es discreto. Clar. Sí, pero es muy afectado. Cor. Ortuño, Huesped? Los dos. Señor. Cor. Por la escalera, que al patio cae, guiad á Don Tomás, y sea en el quarto baxo, (que ha de ser su reclusion, mientras sabe todo el caso su padre) guardas los dos de vista suya. Pep. Mal año! Si se descubre el enredo. qual me han de poner á palos! Mes. Guardaréle, como á quien le importa. Vej. Donoso encargo! Tom. Señor, voy por las maletas, que sabes, que se han quedado en aquella Quinta. Pep. Ahora te estás con ese descanso? Vé al instante. Cor. Luego pucde salir; pero acompañado de un Ministro. Tom. Salga yo, que no temo ese embarazo. vas. Cor. Hijo? Pol. Señor? Cor. Quiero irle np. con su tema: yá está llano todo, yasé de Constanza. Pol. Qué me dices, padre sabio, padre heroyco, padre ilustre, padre hermoso, y padre santo? Cor. Ven conmigo. Pol. A quien me diese tal noticia, habia jurado darle un beso, aqueste es voto, y he de cumplirle. Cor. Muchacho, qué haces ? Pol. Padre de mi vida, que he de comerte á bocados.

Cor. Entrate, Clara, alla dentro: A Don Diego de Avendaño voy á avisar, de que tiene.... hijo, y honor puesto en salvo, y casandole con Clarago .... queda todo remediado. Pol. Si logro ver á la moza, a sas de placer me despilfarro. Clar. Manuela? Man. Señora mia? Clar. Llegó al postrimero caos mi amor; construya mi vida urna mi dolor de marmol. Man. Pues qué te sucede ahora. obab Clar. En casarme se ha empeñado mi padre, quando Don Diego:-Sale Dieg. Dichoso aquel, que en tus labios mereció en tan larga ausencia oir su nombre al primer paso. Clar. Qué veo? Don Diego, pues cóma despues de tiempo tan largo de ausencia, á Cordova vienes? Dieg. Con mi padre, y mis hermanos, Clara mia, estos dos meses, que de tu vista he faltado, sirviendo he estado á mi amor en Xerez, donde pasaron à vivir; pues disponiendo todo lo que es necesario, con gusto de todos vengo á pedir tu blanca mano 📨 á tu padre, ahora llego, aun no he dexado el caballo, en la posada, y me trahe. mi amor á verte, y mas quando viendo á tu hermano saliri y a tu padre, no hay de entrambos que recelar. Clar. Ay Don Diego, à qué mal tiempo has llegado! Dieg. Cómo? Clar. Como ese imperioso, ese paternal tirano. me trata casar violenta con Don Tomas de Avendaño. Dieg. De Avendaño? Clar. Sí, Don Diego. Dieg. Mira que te habrás errado, que ese es mi mayor amigo, y sabe todos los pasos de mi amor, y no le hiciera

á mi amistad tal agravio. Clar. Quieres mas individuales señas del nupcial fracaso? Pues es el mismo que estuvo en Toledo acompañando tu disfraz en el Meson. Dieg. Es verdad. Man Lo oye usted claro? Clar. Con ese casarme quiere; y ya le tiene hospedado en casa. Dieg. Eso es imposible: Si Don Tomas está amando otra hermosura, á quien tiene dado fé, palabra, y mano de esposo, cómo? Man. Que viene gente. Clar. Ocultate ahí un rato hasta que pasen. Dieg. Valedme, Cielos, en asombro tanto! Sale Tom. Divertido con Pepin (19) (18) dexo á los dos, y forzado del ansia de ir á buscar el bien que he perdido, salgo; sy Constanza de mi vida! Qué habrás de mi fé juzgado? Mas gente hay aquí; aunque la haya, he de irme. Clar. Donde los pasos encaminais? Tom. Clara hermosa, no impidais que un desdichado busque en el dueño que adora su consuelo, y su descanso. Dieg. Cielos, este es Don Tomas, no debe de ser engaño lo que dice Clara. Tom. Solo de vos mi remedio aguardo. 111 -Dieg. Vive Dios, que la enamora. Tom. Mi vida está en vuestra mano; y pues haceis un dichoso tan facilmente, dexando, 3 segun su rumbo, á mi suerte, permitid, bello milagro, que vaya tras mi ventura. vas. Dieg. Engañoso amigo falso, espera. Clar. Qué haceis, Don Diego? Dieg. Qué he de hacer, fiera, escuchando, que Don Tomas te requiebra. Clar. Tente, que ese es un criado:-

Dieg. De quien? Clar. De esotro.

Dieg. Qué esotro? Clar. Don Tomas. Man. Alias Don Sancho. Clar. No es el Huesped, porque el Huesambúla el infimo quarto. Dieg. Pues no le conozco yo: cruel fiera, aspid tirano! imaginas confundirme por encubrir tus engaños? Pues no has de lograrlo, aleve, que dandole, si le alcanzo. la muerte, vengaré à un tiempo mis injurias en entrambos. Clar. Detenle Manuela. Man. Es facil? La escalera de dos trancos baxó. Clar. Ay cosa como haber sus zelos equivocado al criado, y al señor! Man. Mira no venga mi amo. Clar. Dices bien, dobla esos pinos, y por el postigo falso sal á atajarle, y traerle. Man. De un vuelo me pongo el manto. Vanse, y sale Constanza, & Inés vestidas de hombre. Inés. Con que todo lo has sabido? Const. Es público ese tratado en Cordova, Inês Y concertado Don Tomas para marido está de Clara, la hija del nuevo Corregidor. Const. Ha hombre falso! ha infiel! ha traino tu discurso me aflixa. Inés Dicen, que ya está hospedado del nuevo suegro en la casa. Const. De ira el corazon se abrasa. Sale Dieg. Cielos por donde habrá echado este aleve? Mas qué veo! Const. Un hombre; pero qué miro? es ilusion lo que admiro? Dieg. Es verdad lo que no creo? -Constanza; tu en este trage? Const. Si, Don Diego, que á este indigno distraz me trahen las traiciones de un ingrato cocodrilo, que para darme i muerte, aprendió alhamacho silvos. Dieg. Evidencia, querers mas? Const.

Const. Burlóme tu falso ámigo,
no en el honor, en la fama;
mas qué importa si es lo mismo?
Dormida en una Alquería
me dexó, expuesta al arbitrio
de los hados, y á casarse
ufano á Cordova vino
con Doña Clara de Lara.
Dies Calla i que de solo un tiro

Dieg. Calla; que de solo un tiro ha muerto un harpon dos almas, y un hierro dos alvedrios; yo adoro á Clara, Constanza, y Don Thomás mi cariño supo en Toledo. Const. Ahí verás quan doble, y falso es su estilo; pues con una misma accion su dama agravia, y su amigo.

Dieg. Vive Dios, que he de matarle, aunque supiera al abismo seguirle. Const. A ese mismo intento, disfrazandome el vestido de hombre, en Cordova ayer noche, sin embarazo, ó peligro, entré; y pues ambos estamos de una misma flecha heridos, venganza pido, Don Diego.

Dieg Constanza, venganza pido;
y pues para nuestro intento
la noche ha sobrevenido,
y ahora salir de casa
del Corregidor le he visto,
todo Cordova he de andar
en su busca. vas. Const. Pues yo elijo
aguardarle aquí. Inés No en vano
pienso, que sale tu arbitrio. C. Porqué?

Inés. Porque viene un hombre.
Sal. Tom. Ninguno darme ha sabido
razon en la Quinta, Cielos,
de Constanza. Const. O yo distingo
mal, 6 Don Tomas es este.

Tom. Solo (pesares) me han dicho,
que se informaron por donde
de Cordova era el camino
Inés, y ella; con que solas
sin amparo, y sin arbitrio,
quién duda que á la Ciudad,
que está cerca, hayan venido?

Ines El es, que à la escasa luz de la noche le distingo. Const. Ocultate, y como yo finge la voz. Tom. Hado impio, sepa:- Const. Ha señor Don Tomás. Tom. Quién me llama? Const. Un enemigo vuestro. Tom. Enemigo embozado? si será, Cielos divinos, algun amante de Clara? Const. Importale no ser visto: decidme, una cierta Dama, á quien postrado, y rendido amasteis allá en Toledo, y para ser su marido venisteis á esta Ciudad, adonde está? Qué se hizo?

y en qué estado estais con ella?
Tom. Verdad es lo que imagino:
Caballero, á quien se informa
de mí con tan noble estilo,
debo decir la verdad;
nada menos imagino,
que en esa Dama, á quien nunca
tuve, ni tendré cariño,
porque tengo en otra parte
empleado mi alvedir sida!

Ay Constanza de mi vida!

Const. Ha traidor! Ha fementido!
que por Doña Clara dice,
que ama á otra belleza fino;
pues porque nunca os valgais
de infames medios indignos
contra una muger, os doy
de perte suya un aviso.

Tana Onal? Const. Este.

Dispara.

Tom. Qual? Const. Este. Tom. Valedme, Cielos! Inés Qué has hecho?

Const Lo que he debido. Voces dentro.
Acia allí el tiro sonó.

Inés Gente viene. Const. Pues si huimos nos han de vér; escondidas en este portal vecino

estemos hasta que pasen. Retiranse, y sale el Corregidor, Don Policarpo, Don Diego, padre de Don To-

La mas ilustre Fregona. Tomas de Avendaño, Soplamoco, y Ministros. Pol. Qué ha sido esto, voto á crisvo. Min. 1. Un hombre muerto en el suelo está. Pol. Pues no estará vivo. Cor. Reconocedle. Dieg. Que quando nos conduce un regocijo, encontrémos este azar! Const. Lo oyes: Inés Todo lo percibo. Cor. Don Diego, este es el criado de Don Tomas, vuestro hijo. Dieg. No es, sino mi hijo: ay Don Pedro, qué desdichado he nacido! paren Cor. No puede ser Don Tomas, que queda en mi quarto mismo: mirad, que el criado es este. Dieg. No quereis ( ay dolor mio!) que le conozca ? Cor. Pues hay dos Don Tomases? Pol. El juicio han de perder los dos viejos. Tom. Valedme, Cielos divinos! Sop. Ya vuelve. Dieg. Hijo? Cor. Amigo? Pol. Hermano? Const Aplica, Inés, el oído. Tom. Vos, qualquiera que seais, quien mis ultimos suspiros escuchais, sabed, que muero tierno esposo, amante fino de Constanza, Dama hermosa, que de Toledo conmigo traxe á Cordova, aunque el hado me niega el mayor alivio que es el de darla la mano. Pol. De Constanza esposo dixo? Qué vá que sino se muere,

le mato yo de dos chirlos?

Const. Qué escucho, Cielos airados!

Tom. Tomad este peregrino!

retrato suyo, á quien doy
la mano, que no he podido
dár al bello original:

y si la hallais, os suplico
la digais, que aquel amante,
que mas la amó, mas la quiso;
á su memoria consagra
el último parasismo.

Sale Const. Ay esposo de mi vida!

ay mi bien! ay dueño mio! Que yo he sido la cruel, que yo la traidora he sido, que ha dado muerte á mi vida, que he eclipsado el Sol mas limpio, Todos. Qué es esto. Cor. Tened ese hombre. Const. Dexadme, dexadme, amigos, que no soy hombre, soy fiera, soy aspid, soy basilisco, y soy muger vengativa, que mas creer ha querido un engaño, que á las muchas veras de un amor tan fino: Constanza soy. Pol. Constantica tu en Cordova? Bueno, lindo; en fin no se la llevaron. Cor. Ay mas raro laberinto de sucesos! En mi vida ví rostro mas parecido á mi esposa Doña Juana, que el que en Constanza diviso, ved si aun vive Don Tomas. Dieg. A esto, estrella, me has trabido en lo último de mi vida! Sop. No parecen de peligro las heridas, porque el pecho solo de soslayo herido, todo el tiro dió en el ombro. Cor. Albricias, amigo mio, entradle todos en casa, pues tan gerca está; conmigo vén presa, muger, que en tí gran misterio he presumido. Const. Qué mas prision que mi pena? Inés No he visto tal reboltillo de enredos. Sop. Fuego., y qual pesa! Pol. No piense ser tu marido el señor descalabrado, que pues á Constanza pillo, ha de ser mia, o sobre eso le he de quitar los hocicos. Vanse, y salen Doña Clara, y Don Diego, y Minueia quitandose el manto. Man. Medio Lugar he andado en bu ca de Don Diego Dieg. A qué, infiel me has llamado?

si es á que airado y ciego no dé la muerte al que ha de ser tu esposo, vuelve del susto, y cobra tu reposo. Clar. Fiero iracundo amante, mira que equivocado estás, y vacilante en tu propio cuidado, que D. Tomás no es ese que has creido. Dieg. Aun vuelves al error que has conce-Man. Ay señora! gran gente (bido? sube por la escalera. Clar. Que siempre el hado quiera, que haya un inconveniente! Guardete hasta despues ese aposento. D. Aunque cres tu traidora obro yo atento, en que mi satisfaccion quede pendiente. Salen el Corregidor, Don Diego, Soplamoco, Don Policarpo, Don Tomás; y los Ministros, Constanza, é Inés. Cor. Echadle sobre mi cama en esa vecina alcova, y decid, que suba ese hombre que Don Tomas se me nombra, y el Sevillano, que es Padre de Constanza. Inés. Esto hay ahora? mi Padre aqui? De esta vez á ambas á dos nos ahorca. Const. Vengan desdichas, que nada, si es fiel Don Tomás, importa. Clar Qué es esto, Padre? Cor Esco es, hija, un laberinto de cosas, que aun yo no sé lo que son. Pol. Señor, vamos con la moza.

Cor Con quien? Pol. Con Constanza.

Sale Don Dieg. Ya,
poco á poco se recobra
Don Tomás.

Sale el Vejete y el Mesonera.

Mes. Qué me mandais?
Pero qué miro? Ha traidoras!

Cor. Huesped, no es eso del caso.

Pol. Vejete, si te alborotas
te he abollar la cabeza.

Cor. Ya mi palabra hasta ahora he cumplido; y si Constanza es esta, Inés será esta otra; y pues te dixe, que habia de meterla Religiosa, montre de pues con D. Tomás casarse como es una locura, toma tus hijas y vete en paz.

Const. Como que me vaya? Ignoras, becomo te le hadicho él mismo.

comst. Como que me vaya? Ignoras, como te lo ha dicho el mismo, que de Don Thomas esposa soy? Dieg. Esposa de mi hijo una villana Fregona?

Vive Dios::- Pol. Quedo, chitito, que ni casada, ni Monja ha de ser.

Tod. Pues qué ha de ser?

Pol. Mi muger en causa propia.

Escondido Don Diego galantes

Dieg. En qué vendrá á parar esto?

Cor. Ah infame vaga memorial

Ay cosa mas parecida?

Pol. Tuya es aquesta manopla, no te aflixas. Mes. Ustedes con Constanza se compongan, que esa moza no es mi hija.

Cor. Pues cuya es? Mes. De una señora, que á la Venta de la Sierpe llegó afligida, y llorosa, veinte y dos años habrá, con dos escuderos sola, en trage de viuda Cor. Espera, ya me empezaste esa historia á contar. Mes. Y ahora prosigo, porque sé yo lo que importa.

Cor. Qué me dices, corazon.

Mes. Prefinda iba, y las congojas

del parto en casa le dieron,
y en las manos de mi esposa
echó á una niña, fué el caso,
que con diferencia poca
habia mi muger parido
un hijo. Cor. En todo conforma

mn hijo. Cor. En todo conforma.

Mes. Murió la Señora al punto
del parto, y entre otras cosas
dixo á mi muger, que quando
viniese una gran Persona
por la prenda, que dexaba:-

Cor. Las palabras son las propias que en su muerte me escribió Doña Juana, que esté en Gloria.

Mes.

La mas ilustre Fregona.

Mes. Le diesen aquella niña;
qué hizo mi muger, trocola,
por ansia de vér su hijo
en gran puesto, y alta gloria:
con que Constanza es la hija
de aquella ilustre Matrona,
y mi hijo dos mil demonios
sabrán donde está á esta hora.
Cor. No sabrán, que si las señas

Cor. No sabran, que si las senas convienen entre sí todas,
Constanza es mi hija, Huesped,
y el tuyo:- Pol. Acia mi se enrostra.

Cor. Es Policarpo. Pol. Arre allá, yo hijo de la picarona trueca chiquillos? Mes. La arquilla, que llevasteis con vosotras (tro donde está? Cons Con quanto habia denla trahigo aqui. Mes. Partido en ondas tiene un pergamino. Const. Este es.

Mes. Jamás le supe la moda de leerle, porque las letras no encajan unas con otras.

Lee Don Dieg. Sí encajan, y dice asi:
,, Por estar en esta hora
,, ultima, en que Dios me llama,
,, yo Catalina de Porras,
,, declaro, que no es mi hija

"Constanza, sino es de Doña "Juana de Guzmán, y mi hijo::-

Cor. Ya todo lo demás sobra
con Doña Juana casé
de secreto; porque heroica
su familia, es mucho mas
que la mia, aunque es notoria,
huyendo de sus parientes,
sin mi le pasó esa historia:
tu eres mi hija. Clar. Y mi hermana.

Const. Felice quien venturosa llenó el hueco á su altivéz.

Pol. Y á mi que lobos me coman.

Mes. Si mi muger te trocó,
que hemos de hacer? Pol. Ah bribona!
y no hubo quien á mi Madre
le pusiese una coroza?

Dona Juana , que esid en Glotja-

Sale Don Thomás con una vanda encarnada en el brazo izquierdo.

Tom. Con eso, pues he escuchado mi dicha, que me recobra la salud, podré lograr la divina mano hermosa

de Constanza, D. Dieg. Porque no?
Cor. Como era una hermana, es otra:

yo á Clara le daré esposo. Clar. Diligencia será ociosa,

que ya le tengo á Don Diego.

Sale Don Diego Enriquez.

Dieg. Desengañado, tu sombra amo.

Cor. Qué es esto, en mi casa hombre escondido! Mi honra, Don Tomas es tuya. D. Tom. De ella nada pierdes, siendo esposa Clara de Don Diego Enriquez, mi amigo. Cor. Si tu lo abonas, yo tambien. Pol. Con que yo quedo á que me hagan la mamola, sin Señoria, sin Don, sin Mayorazgo, y sin Novia.

sin Mayorazgo, y sin Novia Inés Policarpo Porras eres. Pol. Lleven los diablos tu boca, lo Policarpo yá vaya,

lo que me mata es lo Porras.

Clar. Dulce fin á tantos males.

Dieg. Premió el amor mis congojas.

Const. Perdona mi error, esposo.

Tom. Qué ha de hacer el que te adora?

Com. Que ha de hacer el que te ador. Cor. Y el fingido Don Thomás, que en el quarto baxo mora, que habemos de hacer con el?

Sale Sop. Ese corona la obra, que todo lo ha estado oyendo desde aquella claraboya, saliendo á pedir un victor para el Poeta de limosna.

Tod. Y pues Fregona Constanza fué humilde hasta hoy, y hoy goza la ilustre sangre que adquiere, será la Ilustre Fregona.

En la Libreria de Quiroga se hallan las Comedias siguientes. El Lindo Don Diego. A buen Padre mejor Hijo, Antioco. Lo que son Juicios del Cielo. Afectos de Odio y Amor. El Maestro de Alexandro. El Alcalde de Zalamea. El Mariscal de Viron. Los Amantes de Teruel. Los Martires de Toledo. El Amo Criado. La Mas Constante Muger. Las Armas de la Hermosura. La Mas Heroyca Piedad. Los Aspides de Cleopatra. La Mas Ilustre Fregona. Las Astucias de Luzbel : Auto. El Mas Justo Rey de Grecia El Bruto de Babilonia. Mas vale tarde que nunca. Cada qual, con su cada qual. El Mayor Monstruo los Zelos. Caer para levantar. El Mejor Alcalde el Rey. El Capitan Belisario. El Mejor Par de los Doce El Carbonero de Toledo Lorenzo. Morir en la Cruz con Christo. Carlos Quinto sobre Tunez, Mudanzas de la fortuna. Casa con dos puertas, mala esde &c. El Negro mas Prodigioso. Casarse por vengarse. La Niña de Gomez Arias. El Castigo de la Miseria. No hay Amigo para Amigo. El Cerco de Roma. No hay contra un Padre Razon. Como luce la Lealtad. No hay Cosa buena por fuerza. El Conde de Saldaña, dos partes. No puede ser guardar una Muger. Las Cuentas del gran Capitan. Nulidades del Amor. La Dama Muda. Pagarse en la misma flor. Dar la vida por su Dama. El Parecido en la Corte. -David Perseguido El Poder de la Razon. De fuera vendrá, quien de casa, &c. Primero es la Honra, Deseado Principe de Asturias. El Principe constante El Desden con el Desden. El Principe Jardinero. El Diablo Predicador. Progne y Filomena. El Divino Nazareno Sanson. El Rayo de Andalucia, dos partes. El Domine Lucas. La Real Jura de Artaxerxes. Duelos de Amor y Lealtad. El Renegado del Cielo La Duquesa de Saxonia. Rendirse á la Obligacion. Los Encantos de Medea. Reynar despues de Morir. En vano es querer venganzas. El Rosario Perseguido. El Falso Nuncio de Portugal. El Sabio en su Retiro y villano, &c. La Fianza satisfecha. El Secreto à Voces. La Fuerza Lastimosa Si una vez llega á querer. La Fuerza de la Ley. Temistocles en Persia. La Fuerza del Natural. El Tetrarca de Jerusalen. El Genizaro de Ungria. Los Trabajos de Job. El Hechizado por fuerza. El Traydor contra su Sangre. Herodes Ascalonita. El Triunfo del Ave Maria El Job de las Mugeres. Ver y Creer, dos partes. La Judia de Toledo. La Vida es Sueño. Los Jueces de Castilla. Vida y Muerte del Cid Campeador. El Juramento ante Dios. El Villano del Danubio. La Lavandera de Napoles.

Lances de Amor. Desden y Zelos.

El Tercero de su Afrenta.

Agradecer y no Amar. Al noble su sangre avisa. Aman y Mardoqueo. Amor, honor y Poder. Amor, Astucia y Valor. El Arca de Noe. La Batalla de las Navas. La Batalla de Pavia. Bernardo del Carpio en Francia. El Caballero de Olmedo. El Cerco de Zimora. La Cisma de Inglaterra. La Conquista del Alma. La Corsaria Catalana: La Creacion del Mundo. El Defensor de su agravio. El Delinquente sin Culpa. Del Rey abajo ninguno. El Desafio de Carlos V. El Desden con el desden, burlesca. El Diablo de Palermo. Dios hace Justicia á todos. Eco y Narciso. La Escala de la gracia El Escandalo de Grecia. Esto si que es negociar. Fingir y Amar. El Genizaro de España, dos partes. La Gitanilla de Madrid. La Hermosa fea. Los Hijos del dolor, Lo que puede la Crianza. Luis Perez el Gallego. El Marido de su Madre. Martir y Rey de Sevilla. El Mas heroyco silencio. La Mas hidalga hermosura: El Mejor Amigo el muerto. La Mejor Luna Africana. La misma Conciencia acusa. Las Mocedades de Bernardo del Carpio. El Monstruo de la amistad. La Muerta por el honor. La Muger contra el Consejo. Muger Ilora y vencerás. Nadie fie su Secreto. La Negra por el honor. El Negro del cuerpo blanco.

El Torcero de su carcula.

El Negro Valiente en Flandes. No hay contra leakad cautelas. No hay ser Padre siendo Rey. Nunca mucho costó poco. Ofender con las finezas. Oponerse á las Estrellas. El Pastelero de Madrigal. Perderse por no perderse. La Perla de Inglaterra. A resoute El Picarillo en España. Pobreza, Amor y fortuna. La Poncella de Orleans. Princesa, Ramera y Martir. El Principe Don Carlos. El Principe de los Montes. El Principe Villanoug sob nos sad Primero soy Yo. and was and ansate Privar contra su gusto. La Prueba de las promesas. Quién engaña mas á quién. Quien mal anda en mal acaba. El Renegado Zanaga, a lon acomando acom La Republica al rebes. Abalda send El Rey Enrique el Enfermo. El Robo de Elena. San Franco de Sena. El Segundo Moyses. Ser fino y no parecerlo. Las siete estrellas de Francia. Los Siete Durmientes La Sirena de Tinacria. El Socorro de los mantos. Solo el piadoso es mi Hijo. El Sordo y el Montañe. Tambien se ama en el abismo. Tambien hay duelo en las damas. Tambien Zaragoza es Cielo. El Texedor de Segovia. dos partes. Las Travesuras de Pantoja. Las Tres Justicias en una. Los Tres Soles de Madrid. El Valiante Campuzano. Los Vandos de Verona. Los Vandos de Rabena. Ventura te de Dios hijo. Verse y tenerse por muertos. Los Zelos de San Joseph. Los Zelos hasta los Cielos.

Ty debatt-rome so soned